## COMEDIA

### BE FIGURON.

# ELHONORY ELAMOR, ELHONORES LO PRIMERO.

#### PERSONAS.

Don Juan de Toledo, amante de....
Doña Leonor, tratada de casar con...
Don Cosme de Lara, Caballero Aragones extravagante.

Don Fernando de Silva, apasionado de Doña Leonor.

Don Luis de Guzman, hermano de Doña Leonor.

Doña Beatriz, hermana de Don Fernando.

Ines, criada de Doña Leonor.

Blasa, criada de Doña Beatriz.

Colchon, Gracioso, criado de Don
Juan:

Martín, criado de Don Cosme. Benito, criado de Don Fernando.

#### JORNADA PRIMERA.

Mutacion de selva adornada de flores, que entre los vastidores de uno y otro lado habrá algunas enramadas, para que mejor puedan ocultar las figuras. A su tiempo, y despues de las primeras voces, sale Don Cosme vestido de camino.

Don Cosm. D. en ese estrivo Martín.

Mart. Pues qué intentas?

Cosm. Noramala

para vos; pues quien os meto en preguntarme á mí nada?
Ata las mulas, y ven; y mira no te se vayan, que en Madrid andan mas sueltas muchas, quanto mas atadas.
Famoso sitio! le haré duro campo de batalla, donde consiga mi brazo dexar bien puesta mi fama.

Sal. Mart. Ya estan atadas las mulas;

pero, Señor, por qué causa,

estando Madrid tan cerca
en este bosque te paras?

Cosm. Y tú, salvage, por qué
tienes curiosidad tanta,
que las intenciones mias
pretendes averiguarlas?

Mart. Señor, perdonad.

Cosm. Muy bien,
pues aunque quise ocultarla,
la razon he de decirte
de apear aquí.

Mart. Ya la aguarda
mi atencion, aunque yo dudò
que tú la tengas en nada.

Cosm. Quando estaban ya las cosas

á

ap.

á tal punto adelantadas, que iba á uncirme con el yugo, que hasta la muerte no acaba, un Don Fernando de Silva, que á la gatita ensogada de Leonor, tambien queria, y ambos á dos me burlaban, me buscó, me habló; y en fin, echando mano á la espada me dixo, que una de dos; ó que le diera palabra de renunciar á la boda, y que al punto me ausentara de Madrid, ó que á sus manos, sin que nadie lo estorbara, me veria muerto.

Mart. Sopla!

Cosm. Considera tú, que bascas horribles no sentiria en el lance que me hallaba! Y considerando al cabo, que de mostrar repugnancia, sin duda el requiem æternam por mí á otro dia cantaran, renuncié solemnemente á Leonor, y renunciara á mi padre y á mi madre, y aun á toda mi prosapia, pues ninguno me servia al fin, si á mí me mataban: á mi cuñado Don Luis engañé con cierta traza.

Mart. Ya sé como le dixiste que tu padre te llamaba, porque se hallaba á la muerte: pasa adelante.

Cosm. Pues cata,
que así que llegué á Aragon,
y ví en mi casa colgadas
las lorigas, los paveses,
los morriones y las lanzas
con que mis progenitores
despacharon la canalla
Mora, quando valerosos
restauraron á la España;
conocí mi yerro, ví
que obscurecí con infamia
una familia, que es,

por lo antigua y por lo rancia, el prototipo glorioso de la nobleza mas clara; porque mis executorias fueron, sin duda, otorgadas mas de dos mil años ántes que este mundo se formara: y para que no se diga que haber pudo entre los Laras un cobarde, á Madrid vuelvo ardiendo en furiosa saña, á refiir con Don Fernando, y á mostrarle que restaura mi valor, no solo el lustre de mi antigua noble casa, sino tambien á la novia, porque aunque es una taimada, que ántes del consorcio, ya en tan malos pasos anda, que entre galan y marido fomenta aquestas andanzas; la Leonor, si hablo de veras, con su carilla me arrastra, y yo no he de consentir, sin saber si es firme ó falsa, que en el juego de mi amor otro me sople la dama: vete Martín, con secreto, de Don Fernando á la casa, y díle que al punto venga, que aquí mi valor le aguarda; si ves que viene, de paso por la Parroquia te pasa, y haz que toquen á difunto, pues sin que remedio haya, si refiimos, de los dos uno ha de tender la pata: si él á mí me despavila (aunque esto no me gustara) avisaran mi tragedia los ecos de las campanas: y si él muere, cumplo así con mi noble sangre hidalga, pues ya que le mato, hago que los clamores le hagan: corre, y secreto.

Mart. Señor, pues si tú mismo declaras

que te acobardaste al verle que furioso te amenaza, no me parece acertado, si ya lo erraste:::-

Cosm. Repara
que lo erré una vez, por eso
busco de emendarlo traza,
que si se hicieran las cosas
dos veces, nunca se erraran.

Mart. Lo que yo alabo es tu flema, puesto de Madrid te marchas por no reñir, y despues caminas siete jornadas para reñir con quien no quisiste reñir: guardada tienes la cólera?

Cosm. Sí,

que en tanto un dolor maltrata no se olvida: está doliente mi honra, y quiero curarla.

Mart. Pero Señor::
Cosm. Pero diablo,

quieres con réplicas tantas
apurarme la paciencia?

Mart. Quisiera en Madrid entraras, pues para reñir hay tiempo.

Cosm. Solo te falta la albarda para jumento: si yo en Madrid me presentara, y me vieran todos, quando (si acaso á mí me despacha por la posta al otro mundo Don Fernando ) me encontraran muerto, que era en desafio al punto se maliciaran, y entraban los pareceres, y la crítica ordinaria de si quedé mal 6 bien, y en ocasion tan infausta, despues de perder la vida quizá perdiera la fama: no hijo mio, así va bien, pues si me mata la caspa hallándome aquí, y vestido de camino, fuerza es hagan juicio de que á Madrid volviendo, Il annos me asaltan por roberno, a que la vida me quitan con las alhajas:
si yo le despacho á él
(de que mucho me alegrara)
tomamos para Aragon
en nuestras mulas las rauta,
y como piensan que estoy
en Aragon, no habrá un alma
que sospeche, que yo pude
tener parte en su desgracia;
con que de qualquiera suerte
si le mato ó él me mata;
vivo, aseguro la vida,
muerto, aseguro la fama.

Mart. Digo que estoy convencido, y que con razon te alaban los que oyen tus sutilezas.

Cosm. El cielo me dió esa gracia: procura encubrirte á todos los que te conozcan: anda.

Mart. Dios nos saque bien del riesgo que este necio nos prepara. vase.

Cosm. Yo por guarda de las mulas quedo, aunque dudo guardarlas, porque guardar á las hembras en Madrid, empresa es árdua: Ahora bien; ya yo estoy solo, y á soliloguear me llama la ocasion, porque mi honor está de tan mala data, pues Don Fernando:::- la ira al nombrarle se me exâlta! Ya conozco que lo erré, y no es mucho que lo errara, pues me cogió descuidado; pero la emienda me valga: pues ya vengo prevenido, brazo tengo, y tengo espada, y aunque soy un necio, el mundo verá que el valor no falta á quien por su honor, á todos viva guerra les declara.

Salen Doña Leoner é Ines con manto.

Leon. Dixiste que se apartara el cochero?

Ines. Si Sefiora.

Leon. Pues mira si á Don Fernando descubres, Ines.

Ines. Perdona

Entre el honor y el amor,

si te culpo, que otra vez á nuevo desaire expongas tu belleza, pues grosero no vino, ni aun por lisonja, el dia que le citaste á esta arboleda frondosa para hablarle.

Leon. Como tú, Ines, el motivo ignoras con que le busco, no es mucho que presumas que ocasiona amor lo que solamente el pundonor hace: ahora en tanto viene, sabrás lo que no sabes.

Ines. Absorta te escucho.

Leon. En mis tiernos años me dexó la rigorosa parca sin padre ni madre, quedando huérfana y sola, al abrigo de mi hermano Don Luis, que luego toma el dominio que en mis padres la muerte cruel me roba; cuidadoso en los aumentos mios, concertó mis bodas con un Caballero (ay cielos!) de Aragon::-

Ines. Por Dios, Señora, que no me lo acuerdes, pues su ridícula persona, su genio y estravagancia aun á mí sin ser la novia me chocaron desde el punto

que le ví.

Leon. Yo pesarosa de ver que solo por ser rico, mi hermano disponga que pueda pensar el necio que con su hacienda me compra sin osar contradecirle en ocasion tan forzosa, me valí de Beatriz, deuda y amiga, que pronta dispuso que Don Fernando, su hermano, con presurosa determinacion estorbe

( sin que escollos se le opongan) mi casamiento, y á efecto de empeñarle mas mañosa, mi retrato le entregué, ( que fué yerro es bien conozca, y así procuro emendarle) porque ya veces, no pocas Don Fernando de su amor me habia dado notorias muestras, no faltando nunca á mi atencion decorosa.

Ines. Extrañas cosas me cuentas, y deseo que la historia finalices, para ver en que paró la tramoya.

Leon. En que buscó Don Fernando á Don Cosme::-

Ines. Aquí fué troya.

Leon. Y con valeroso arresto le intimidó de tal forma, que Don Cosme se volvió á Aragon con la mas pronta diligencia, pues cobarde, sin que al empeño se oponga, completó con esta falta. el cúmulo de las otras.

Ines. Pues ahora qué resta?

Leon. Que

yo mi retrato recoja -sin dexar á Don Fernando ni aun la esperanza remota que puede darle el tenerle en su poder: ésta es sola la intencion con que la llamo que el confesarme deudora de su fineza, no basta á que á su amor corresponda; y mas quando el otro dia, que en esta arboleda hermosa le esperaba, un Caballero, en quien competencia airosa hacia con lo galan su discrecion ingeniosa, me habló una vez, para estar s'empre fixo en mi memoria, pues::-

Ines. Dos hombres aquí vienen. Leon. Pues cancel de aquestas ojas hagamos, que no es bien visto que nos hallen aquí solas.

Ines. Bien dices, por mas que sienta que al cuento el hilo se rompa.

Escondense las dos detras de las ramas á la izquierda, y por la derecha salen Don Juan pensativo, y detras Colchon.

Colch. Señor, si no solicitas, que sin mas tardar me aburra, á tu cartujo silencio, rompe una vez la clausura.

Dime tu pesar, Señor.

Juan. Colchon, no intentes con burlas aumentar mas mis cuidados.

Colch. Al contrario es bien lo arguya, que como soy tu colchon, que en mí descansas, procura mi buena ley.

Al paño Inés y Leonor.

Leonor. Este es

el Caballero (ho fortuna!) Ines que empecé á contarte.

Ines. Tu aficion tiene disculpa; pero mira que á Beatriz ama con mucha ternura.

Juan.Con que saber::-

Colch. Ay tal flema!

Juan. Pretendes:::

Colch. Pues quién lo duda?

Juan. Mi cuidado?

Colch. Eso deseo.

Juan. Pues atiende.

Colch. Desembucha.

Juan. Una apacible mañana de Mayo, cuya hermosura con lo frondoso convida, y con lo fresco saluda, me sacó la ociosidad cortesana á esta confusa provincia de flores, que habitada de hermosuras, es un pensíl celestial adonde el tiempo dibuja en lienzos que borda el alba copia de bellezas mucha. Divertido aquí miraba tanta yariedad confusa,

quando de repente ('ay cielos!) junto á un jazmin ( qué venturas!) ví una deidad, un asombro, todo un cielo, pues en suma en una muger hermosa se recopilan y juntan de deidad, cielo y asómbro todas las gracias en una. No sé pues lo que la dixe, que en esta ocasion sin duda fue el decirlo, allí fineza, y aquí el repetirlo culpa. Respondióme tan cruel, tan tirana y tan sanuda, que si ántes alhagó hermosa, enojada luego turba; pero á ruego de mis ojos, que ternezas articulan, templó el rigoroso ceño de su colérica furia. Dixome su nombre, y fuese; y entrando por la espesura, tomó pronta una carroza, que es nave de su hermosura. Yo con el fino deseo, que á mis pesares adula de encontrarla, siempre ansioso, frequento aquesta espesura, que quando una dicha es grande, quando es grande una fortuna, aunque perdida se advierta, y aunque no se logre nunca, con los deseos de hallarla nadie muere sin ventura.

Colch. Par Dios que has dicho tu historia con grandísima elegancia.

No saber mas de esa dama.

y que ha sido gran desdicha apostaré quanto tengo
(que será no apostar nada)

á que era alguna embustera de las que en la Corte andan, hechas Señoras de anillo, con coche y galas prestadas, dando perros de testera á inocentes.

Leon. Bien me trata este criado.

Juan. Calla necio:

el modo, el garbo, la traza,
la compostura de hablar
y el recato, no se hallan
en muger de baxas prendas.

Ines. Ya, Señora, es excusada tu relacion, quando él ha hablado por los dos.

Leon. Calla,

no nos sientan: ven Ines.

Ines. Qué intentas?

Leon. Pues estas ramas,
haciendo verde pared,
espaciosas se dilatan,
demos la vuelta, y salgamos
al encuentro.

Ines. Luego tratas de hablarle?

Leon. Sí.

Ines. Mira:::-

Leon. Ines

no me repliques palabra.

Ines. Señora, lo que te advierto es que á Don Fernando aguardas.

Leon. Pues no lo reparo yo, Ines, no te se dé nada. vanse. Al vastidor de la derecha Don Cosme

registrando el sitio.

Cosm. Mucho se tarda Martin,
mas dos perillanes andan
aquí: si á esperar vendrán
como yo, en aquesta estancia
otro desafio? No
quisiera que me estorbaran,
porque al dicho Don Fernando
yo le tengo brava gana;
pues para que no me vean
ya me vuelvo á mi emboscada.

Colch. En fin su nombre supiste no mas?

Juan. Sí, Leonor se llama la que dándome la vida, es de mi muerte la causa.

Colch. Y ahora con Beatriz qué habemos de hacer?

Juan. Dexaria.

Colch. Pues d'ime no la querias? Juan. Que la estimaba en el alma

es verdad; pero Leonor pudo mas.

que la culpará qualquiera? Juan. No conociendo la causa,

que son las ventajas muchas de hermosura, brio y gala.

Colch. Y añade la de ser otra, que esa es la mayor ventaja: y luego á las damas culpan de inconstantes y livianas, y hay galan que enseñar puede facilidad á mil damas.

Juan. Nada, Colchon, me divierte. Colch. Pues hay tienes dos tapadas, y no de muy malos brios.

Salen Leonor é Ines tapadas deteniéndose al salir.

Leon. Que la soberbia sea tanta de aqueste natural nuestro que desde que esta criada (válgame el cielo!) me ha dicho que Don Juan á Beatriz ama, se me ha engendrado en el pecho una venenosa rabia, una envidia, un sentimiento, unos zelos, y un::- mas basta, si he dicho que tengo zelos, para que en mi pecho haya envidias, rabias, venenos, sentimientos, penas y ansias.

Juan. Divertirme un rato quiero: guardeos el cielo.

Llegan los dos á las dos.

Colch. Deo gracias.

Juan. Prevencion ha sido cuerda, (pues sois la aurora vizarra que venis con nuevo aliento á darles vida á las plantas) ocultarles vuestros ojos á las flores que os aguardan.

Leon. Por qué?

Juan. Porque si viniérais descubierta, cosa es clara que vencieran su rocío de aquestos soles las llamas.

Leon. La lisonja os agradezco: id con-Dios.

retir.

Juan. Dexad que os haga estimacion de una deuda que os confieso.

Leon. Deuda? extraña es vuestra proposicion, pues no sé me debais nada.

Juan. Cómo no? la vída os debo.

Leon. La vida á mí?

Juan. Cosa es clara.

Leon. Cómo?

fuan. Como si rendis
con vuestro garbo tapada,
y descubierta matais
con las mas hermosas armas
que os dió amor en dos luceros,
dulces flechas de su aljaba,
claro está que agradeceros
debo la piedad, pues se halla
hoy con aliento mi vida,
quando vos podeis quitarla.

Leon. No sé como agradecerte fineza tan cortesana.

Juan. Solo con que os descubrais se da mi fe por pagada.

Leon. Contradiciéndoos estais; pues si mis ojos retratan vuestra muerte, mal pedis en que os dé muerte por paga.

Juan. No pido sino bien, pues en esta dulce batalla, el dexar perder la vida es saber ganar la palma.

Colch. Pues yo al contrario te pido.

Ines. Qué me pides? Colch. Que tapada

te estés, pues si como pienso eres, alguna tarasca, estoy mientras no te veo sin miedo de que me tragas

Ines. Por tan fea me imagina

el lacayon?

Colck. La fregata,

en qué ve que soy lacayo? Ines. En su talle, y en la cara.

Sale D. Cosme al vastidor de la izquierda

como ántes.

Cosm. Si se habrán ido? tá, tá: A mugeres esperaban los zánganos? Desafio entre Galanes y Damas remata en hacer las paces sin que suceda desgracia; y mas quando dos á dos se presentan en campaña: para no ver en que quedan yo mevuelvo á mi emboscada.

Juan. Si el corazon adivina, no sé que me dice el alma: descubrios.

Leon. Quereis vern e?

Juan. Débaos yo fineza tanta.

Leon. Pues véisme aquí. descubrense.

Ines. Y á mí, y todo;

mire bien si soy tarasca.

juan. Válgame el Cielo? qué miro? ó es que está soñando el alma, ó es que ya á piedad movido, mirando mis tiernas ansias, ha querido vuestro cielo que no muera quien os ama sin el consuelo de ver por quien paso penas tantas.

Leon. Bien decis, sueño es sin duda vuestra vida ó mi desgracia, pues en hallarla y perderla aun distincion no se halla.

Juan. Por qué, Señora, perderla? Leon. Pues no sabeis vos la causa?

Juan. Qué causa? Leon. Yo os lo diré.

hablan los dos aparte.

Ines. Qué dice él?

Colch. Que se retrata

mi lengua, que se desmiente,
que es una grande bellaca,
que hablé por boca de Sastre,
y que tienes una cara
mas hermosa que la mia,
que no hay mas exâgerarla.

Sale Beatriz y Blasa con mantos.

Beat. Que baxa todos los dias
al Parque por las mañanas
Don Juan, me ha dicho Colchon,
y de lo inquieto que anda
he llegado á presumir
que mi fe y amor agravia:

hoy

hoy no ha baxado, sin duda, pues ya le hubiéramos, Blasa, hallado.

Blasa. No tan bendito, que allí están con unas damas él y el otro: buena pieza de Colchon.

Beat. Suerte tirana!
que pronto dí con mis zelos.

Blasa. Ah infame! por esta cara de negra que me lo habeis. de pagar.

Juan. Os engañara

en decir que no la quise,
de la suerte que se engaña
vuestra belleza, si entiende
que no os he entregado el alma
libre de aquesa memoria.

Beat. Ah traidor, que así me agravias! y hay quien á los hombres crea.

Blasa. Que estés con esa flemaza oyendo estas picardías.

Beat. Pues yo qué puedo hacer, Blasa?
Blasa. Qué puedes hacer? Llegar,
y arañarle aquella cara,
y á ella arrancarle el moño.

Beat. A Leonor no culpo en nada.

Asómase Don Cosme por la izquierda,
estando Leonor de espaldas.

Cosm. Mucho tarda Don Fernando,
mas todavía las daifas
estan con los susodichos:
y allí hay otras dos tapadas,
bueuo? si luego dos hombres
vienen como á estas á hablarlas,
mas que desafio entiendo,
parecerá contradanza,
pues para baylarla bien
se hallarán tantos á tantas,
y puesto que seré cero,
me retiro á mi emboscada.

Colch. Vive Dios que estoy corrido, que teniendo aquesa cara, Ines mia, te dé zelos Blasilla, ni treinta Blasas, ni quantas Blasas ha habido, desde que de la manzana comió Adan, ni puede haber

hasta quando:::Ines. Colchon, basta,
que Blasa es muy buena moza.
Colch. Calla, que es una picaña;
no tiene mas que dos cosas
buenas.

Ines. Dílas pues, que aguardas?
Colch. Ser muy tonta y ser muy puerca.
Ines. Pues son muy buenas desgracias.
Blansa. Por el alma de mi padre
que le he de arrancar las barbas.

Beat. Tente:
Blasa. Déxame, Señora.
Beat. No hagas ruido.
Blasa. Ay tal infamia!
Ines. Pues como tú á Blasa de

Ines. Pues como tú á Blasa dexes seré tuya.

Colch. Por dexada.

Leon. En fin, yo quiero creeros, que tiene gran parte andada para creer una mentira quien la oye de buena gana. (gue Beat. Pues vive Dios, que aunque arries-

algun desaire á mi fama, he de salir á que vea este traidor:::-

Blasa. Tente, aguarda; mira que tu hermana viene.

Beat. Qué dices? ay desdichadas! encúbrete bien por Dios.

Blasa. Señora, alguna desgracia temo, si mi Señor viene en busca de Leonor.

Beat. Raras,

( santos cielos son mis penas ).

Llegan al vastidor de la izquierda Don Fernando y Benito.

Ben. Qué, vienes resuelto á darla el retrato?

Fern. Que he de hacer
si me aborrece tirana?
Mas cielos, qué es lo que veo?
Leon. Don Fernando, hay tal desgracia.
Juan. Qué teneis? de qué os turbais?
Fern. Sin duda dispuesta traza
ha sido aqueste desayre,

y he de tomar la venganza. Juan. Reportaos, conmigo estais.

Ben.

Ben. Pagarásmelo taimada.

Ines. Si Benito me habrá visto?

Sale Fern. Caballero, aquesa dama que la dexeis os suplico, que á mí para hablarme aguarda, y así licencia dareis.

Colch. Esto ha de parar en danza.

Juan. Que os aguarde ó no, no sé;
mas sé, que si os aguardara
no se excusara de vos,
ni conmigo se empeñara;
y pues lo primero veis,
y lo otro oís, no sé que haya
ninguna accion en favor
vuestro.

Fern. Tengo la que basta en haber sido llamado, como digo, de esa dama.

Juan. Aunque llamado seais, claro es que os llevo ventaja, pues yo soy el escogido.

Ben. Esto va de mala data.

Fern. A qué aguarda mi valor?

pues que razones no bastan

á venceros, he de ver

si vuestra loca arrogancia,

como riñe con la lengua

argumenta con la espada?

Juan. Vereis si decir y hacer:::-

Ben. No la saca él?

Colch. Sacaranla.

Fern. Muere infiel.

Juan. Tengo valor.

Leon. Quién creyera tal desgracia!
Don Juan, Don Fernando: ay triste;
qué haré?

Ines. Señora, á qué aguardas?

Dent. voces. Favor aquí á la Justicia.

Ines. Vamos, que no será nada, pues la Justicia ha llegado, y mucha gente.

Leon. Sin alma

voy, Ines.

Ines. Vamos aprisa, no te detenĝas.

Beat. Ven Blasa:

buenas mis fortunas van, pues en una misma causa. Leonor á Don Juan me quita, Don Juan á mi hermano agravia, y entrambos á mí me ofenden: pues denme en desdichas tantas, ó sufrimiento mis zelos,

ó mis agravios venganza. van. las 2. Va saliendo Don Cosme poco á poço, mi-

rando á todas partes.

Cosm. Nada se oye ya: pues yo
sentí ruido de espadas,
sin duda que esta arboleda
es palestra señalada
para t odo desafio.
A qué Don Fernando aguarda
que no viene? es justo que
de esta suerte esperar haga,
como si fuera Judío,
á un hidalgo de tan rancia
antiquísima familia,
que no hay otra en toda España
que blasone:::-

Sale por un lado Leonor é Ines tapadas, y por el otro, de la misma suerte, Beatriz, y Blasa.

Leon. Caballero, si una muger desdichada:::-

Beat. Si una muger infelice, Caballero:::-

por una me cerca Duero, por otra Peña-tajada.

Leon. Ay de mí! Don Cosme es éste. ap. Beat. Si la vista no me engaña ap.

éste es de Leonor el novio.

Leon. Y Beatriz aquella.

Beat. Blasa,

no es aquella Leonor?

Blas. Sí.

Cosm. Ea, Señoras tapadas, que tenemos? hay empeño?

Leon. Mas fuerza es que de él me valga. que aunque necio, es Caballero.

Beat. Mas pues tiene sangre hidalga,

me ha de valer:::-

Cosm. Oigan esto: no proseguís?

Leon. De turbada:::-

Beat. De afligid ...-

Leon. Hablar no puedo,

Beat. No puedo formar palabra.

Leon. Un hombre me sigue.

Beat. Un hombre:::-

Cosm. Estorbó la contradanza que ibais á bailar sin duda.

Beat. Viene tras mí.

Cosm. Es excusada

para mí mas relacion,

que ya yo entiendo estas mangas,

y sé de toda costura.

Leon. Tened piedad.

Beat. En vos haga:::-

Cosm. Dale: digo que ya entiendo:
mirad, esas viejas tapias;
parece que adredemente
hechas para aquesto estaban:
entraos en ellas, que yo
me quedo á la deshilada,
para no dexar que lleguen
aunque vengan en campaña,
de Francia los siete Pares,
y doce Infantes de Lara,
que es de Aragon este brazo,
y es de Toledo esta espada.

Leon. Beatriz?

Beat. Leonor?

Leon. Unas son

nuestras penas. Beat. La desgracia de las dos es una.

Leon. Pues

ayudémonos.

Beat. Pues valga

una á la otra. escóndense las 4.

Sale Martín apresurado.

Mart. Señor:::-

Cosm. Christo mio: otra embaxada? viene ese hombre?

Mart. No Señor,

que no le he encontrado en casa.

Cosm. Y al cabo de siete siglos vienes con esa soflama?
mis meditados proyectos ya se los llevó la trampa: pero mi cuñado in mente no es aquel, que facha á facha llega aquí? Si será alguna

de estas Leonor, y á buscarla viene: yo estoy aturdido con las cosas que me pasan.

Luis. En-busca de Don Fernando
vengo, por saber la causa
del disgusto que ha tenido.
Mas si ahora no me engaña
la vista, no es el que veo
Don Cosme?

Cosm. Qué patarata

será el no llegarme á hablar?

Luis. El es: cómo no me habla?

Cosm. Hablarele.

Luis. Hablarle quiero.

Cosm. Don Luis?

Luis. Don Cosme? qué extraña venida esta! Pues cómo no avisais vuestra llegada?

Cosm. Si no he llegado á Madrid, cómo quereis que avisara?
Así que hubiera llegado á Madrid, á vuestra casa al punto iria á deciros como ya en Madrid estaba, que no son cosas que pueden fiarse amigo á una carta: venís á buscarme?

Luis. No.

Cosm. Pues peor está que estaba Quánto apostamos, Señores, que es Leonor la emparedada? seguís vos á unas mugeres?

Luis. No, que á un amigo buscaba: por qué lo decis?

Cosm. Haced

de cuenta que unas tapadas:::mas no es Don Fernando aquel?
Por él, pues que tanto tarda,
el refran dixo, muy buenas
son mangas despues de pascuas.
Va na puedo aquí matarle

Ya no puedo aquí matarle.

Luis. A él le buscábais.

Cosm. No es nada.

Leon. Perdidas somos, Beatriz.

Beat. Pues al remedio.

Leon. Que trazas.

Beat. Ahora lo veras.

Luis. Don Cosme,

se-

cosas me decis extrafias. Cosm. Vive Dios, que hay algo aquí. Sale Beatriz, Beat. Ah Señor Don Luis. Luis. Quién liama? Cosm. Pues os llaman, claro es no sois vos de quien se guardan? licencia os doy de llegar. Luis. Qué decis? Cosm. Andad, que aguardan. Llega Don Luis adonde está Beatriz, y ésta se levanta el manto para que la conozca. Beat. Yo soy. Luis. Señora, pues cómo:::-. Beat. Con aquestas tres criadas á divertirme salí::: Luis. Proseguid. Beat. Esta mañana; y mi hermano:::- mas él llega; haced, Don Luis, que se vaya con vos, porque me asegure. Luis. Si haré, escondeos, Cosm. Ya escampa. Aquí Don Fernando llega, me valdré de la templanza hasta mejor ocasion, que el que riñe, es cosa clara, quando hay gente que paz meta, no tiene de refiir gana. Sale Don Fernando y Benito, y D. Luis va á encontrarlos. Fern. Sígueme aprisa Benito. Ben. Señor, pues que ya acabada la pendencia quedó, qué buscas? Fern. A Leonor ingrata. Luis. Pues, Don Fernando, qué ha sido el disgusto? Fern. No sue nada de cuidado: un forastero tuvo no sé qué palabras con otro: llegué á mediarlos, y del forastero tanta fue la grosería, que me obligó á sacar la espada Cosm. Y yo, como un estafermo,

aguardando en emboscada,

y sin venir: bravo cuento. Luis. Mirad que Don Cosme aguarda á que le hableis. Fern. Qué he mirado! Creed que vuestra llegada con iron. (forzoso es disimular) es de mí muy celebrada. Cosm. Tal te dé Dios la salud con la intencioncilla que hablas. Fern. Vos seais muy bien venido. Cosm. Con buen venido me basta. Fern. Cómo venís? Cosm. Así, así: voto á brios que rebotada siento la sangre. Luis. Don Cosme ap. muy tibio á Fernando habla. Cosm. Me la ha de pagar, ó no seré Don Cosme de Lara. Fern. La palabra me ha quebrado, y haré cumpla la palabra. Leon. Oh si se fueran. Beat. Temblando estoy. Ines. Es gente pesada. Luis. Ea, Don Cosme, venid, si bien mi coche hace falta. Fern. En el mio podeis iros. Luis. Esto solo me faltaba, que Don Fernando se quede aquí: pues no vendreis? Fern. Falta no hago yo donde vais vos. Beat. Hay desdicha mas extraña. Leon. Yo lo remediaré : Ines? Ines. Señora. Leon. Pues que de espaldas estan todos, á Benito llama presto. Ines. Ce. Ben. Quién Ilama? Ines. Llega. Ben. Señora, tú aquí? Leon. Di á Don Fernando se vaya con mi hermano. Ben. Así lo haré. Luis. Fernando, no está acabada del disgusto la ocasion,

segun muestran las palabras, y pues dexaros, en mí fuera accion poco bizarra, será forzoso que yo tambien me quede.

Fern. Excusada

es la fineza por Dios.

Cosm. Quién serán estas tapadas? ap.

Luis. Oid Don Cosme.

Ben. Señor.

Cosm. Qué tenemos, camarada?

Don Luis aparta á Don Cosme, y Benito se llega á Don Fernando.

Ben. Doña Leonor:::Luis. Don Fernando

juzgo todavía se halla
con algun disgusto aquí;
yo es fuerza que con mi espada
y mí persona le asista:

perdonad, é idos á casa en el coche.

Cosm. Sí por cierto,

como quien no dice nada.

Fern. Llegó á buen tiempo el aviso:
Don Luis, porque veais se engaña
vuestra sospecha, venid
iré sirviéndoos: la causa
de quererme quedar, era
parecerme que estorbaba.

Luis. Sabiendo lo que os estimo, esa cortedad me agravia.

Cosm. Es muy corto el angelito.

Luis. Vamos.

Fern. Vamos.

Cosm. Ahora falta

el que quiera ir yo.

Luis. Pues qué

ir á vos os embaraza?

Fern. Qué puede á vos deteneros?

Cosm. Parece que somos ranas: si debaxo de mi amparo estuviesen unas damas:::-

Luis. Si habla este necio me pierde. ap.

Fern. El me ha de perder si habla

Cosm. Y por mi cuenta escondidas:::Luis. Don Cosme dexad las chanzas.

Fern. Aun el buen humor os dura?

Cosm. Oigan, lo hacen faramalla?

vive Dios que no he de irme hasta que estén las tapadas en salvamento.

Ines. Ay tal·loco!

Leon. Grave riesgo!

Beat. Pena rara!

Blasa. Gentil socorro!

Luis. Don Cosme os burlais?

Fern. Don Cosme es gracia?

Cosm. Don Cosmear, y dale: digo que no quiero: hay tal matraca; hablo griego.

Luis. No sé como

á Fernando desvelara.

Fern. No sé como á Don Luis quitara sospechas.

Leon. Llama

á Benito otra vez.

Ines. Ce.

Cosm. Parece cosa de chanza.

Ben. Qué mandas?

Leon. Llama á Don Cosme.

Ben. Qué dices?

Leon. Que la triaca

he de sacar del veneno:

Ilámale pues. Ben. Unas damas

os llamaron, Señor Don Cosme.

Llega Benito á Don Cosme, que lo vean

Cosm. Ea Reyes: es patrafia

Luis. Qué damas serán aquestas?

Fern. Quando tras Don Cosme andan discurrid quién podrán ser;

nada ha rezelado.

Luis. Nada sospecha.

ap.

Leon. Digo, que bien podeis iros, que obligadas nos dexa vuestro valor.

Cosm. En fin, confesais que sanas y buenas; y sin lesion quedais, sin que de amenaza de riesgo, miedo ó peligro ú otra cosa que lo valga tengais temor?

Ines. Si él lo pide

por testimonio, es la gracia que se ha de salir con ello.

Leon. Digo que sí. Cosm. Santas pasquas;

á Dios pues.

Leon. El cielo os guarde.

Cosm. Ea amigos: acabada está esta funcion: ya traigo las licencias necesarias.

Luis. Discreta ha andado Beatriz. ap. Fern. Leonor ha andado avisada. ap.

Ines. Cada uno que engaña al otro piensa, y entrambos se engañan

Cosm. Ea demos tiempo á que estas mocitas se vayan.

Luis. Vamos.

Fern. Di que llegue el coche: entrad.

Cosm. Ah sí, pese á mi alma, las mulas se nos olvidan.

Mart. Yo cuidaré de llevarlas.

Cosm. Y de paso avisa al Sastre que los vestidos que estaban preparados á mis bodas al punto los lleve á casa, que si en la Corte he de estar, fuerza es vestirme de gala.

Luis. Entrad pues.

Fern. A vos os toca.

Cosm. Pues vaya:

y no te fies en que ahora cumplidos te haga, que otro dia yo te ofrezco el zurrarte la vadana.

Entranse todos los hombres.

Sale Leon. Fuéronse ya?

Ines. Ya se fueron;

vámonos hablando á casa.

Beat. Donde está tu coche.

Leon. Cerca

está.

Beat. Oh fortuna varia!

lo que en un instante mudas!

Blas. Vamos, Señora, qué aguardas?

Beat. Mas no ha de saber Leonor el que yo sé que me agravia.

Leon. Mucho importa que Beatriz ap. ignore Don Juan me ama.

Beat. Vamos Leonor.

Leon. Beatriz vamos.

Beat. Ay Don Juan, que mal me pagas.

Leon. Por riesgos amor empiezas, hemos de ver en qué paras.

#### JORNADA SEGUNDA.

Salon corto, que será el quarto de Don Cosme; y salen Don Fernando y Martín.

Fern. Qué hace Don Cosme?

Mart. Despues,

que como dixo, que estaba cansado, y que reposar quería mientras llegaba el Sastre con los vestidos para ponerse de gala; y despues de haber roncado tres horas y media largas, se está vistiendo.

Fern. Decidle

que en un caso de importancia tengo que hablarle.

Mart. Señor.

Fern. Andad, no mi tolerancia apureis.

Mart. Quando estaré

libre de tales andanzas va

Fern. Volver Don Cosme á Madrid!
Pues yo le haré con la espada
aprender como se debe
guardar de honor la palabra.

Sale Don Cosme vestido de gala ridículo.

Cosm. Buenas tardes.

Fern. Guardeos Dios:

os han dicho que esperaba

para hablaros?

ap.

Cosm. Me lo han dicho;
y por cierto es cosa rara
á tal hora una visita!
Decidme si no os enfada:
sois caballero, ó mochuelo,
que quando el dia se acaba
dexais el nido, y salis
á dar al aire las álas?

Fern. Si ántes hubiera podido

ha-

Engre el honor y el amor,

hablaros no lo dexara para estas horas.

Cosm. Si usted
hubiera estado en su casa
quando le envié á buscar,
tambien ya finalizadas
estarian unas cuentas

que con vos tengo empezadas. Fern. Vos me hicísteis buscar? Cosm. Sí,

antes que en Madrid entrara.

Fern. Pues si los dos nos buscamos, poca diligencia basta para hallarnos; y omitiendo lo que aquí no es de importancia. paso á deciros tan solo, que vos me dísteis palabra de ausentaros de Madrid, 😘 🦠 y que á la boda tratada: con Leonor, desde aquel punto Y para siempre renunciábais; quando á Madrid os volveis sin atender que á mi fama, á mi valor y cariño ofendeis, y que me llama mi obligacion á que tome satisfaccion y venganza de este agravio; para esto os busco, porque en campaña con el acero os enseñe como se cumplen y guardan las palabras que se dan á hombres de mis circunstancias,

Cosm. Y usted, Señor, ha creido á caso que á mi me faltan, para que pretenda, que porque á usted le dé la gana quiera quitarme la novia que á mi se me destinaba?

Vive Dios que he de casarme por encima de sus barbas con la Leonor, con su hermano, con su padre, con la casa y con toda su familia: me he de quedar con la gana de ser novio porque usted quiera á la novia empatarla.

Fern. Sabré irritado:::-

Cosm. Chitico.

Fern. Pues como vos:::-

Cosm. Con cachaza,

Fern. Venid con migo.

Cosm. Primero

intento hablar con la maula de la novia pretendida de dos, y á ninguno dada, que es deuda de un caballero preferir siempre á las faldas: despues hablaré con vos; pero advertiros me falta, que si sorprehendido pude daros de irme la palabra, no lo estaré ya, supuesto que me atrevo á quebrantarla; y no os confieis en que soy necio, porque en substancia, Dios nos tenga de su mano la vez que un necio se enfada.

Fern. La palabra que me dísteis me habeis de cumplir.

Cosm. Nequaquam,
que contra mi honra y gusto
no hay palabra aquí que valga.

Fern. Sabré mataros. alterad.

Cosm. Y yo

tendré mis manos cruzadas? mirad no volvais pelado, creyendo venir por lana.

Fern. Viven los cielos:::-

Sal. Mart. Don Luis, ántes que de casa salga quiere hablarte.

Cosm. Que no os vea

éntrase Martin.

me conviene : en esa sala os entrad.

Fern. Yo he de esconderme? Cosm. Si Señor, pese á su alma.

Fern. No es dable.

Cosm. No falta mas sino que usted en mi casa venga á mandar! eso no: entrad.

Fern. Mirad:::-

Cosm. Es matraca:

sobre robador de novias

sois pesado como maza:
entrad, que en yéndose él,
ya nos veremos las caras.
hácele esconder por fuerza á la izquierda.
y sale D. Luis.

Luis. Guárdeos el cielo D. Cosme.

Cosm. El por su bondad lo haga;

pero no creo que vos

lo deseeis:

Luis. Por qué causa?

Cosm. Porque habeis de ser cuñado, y como tal, las plegarias serán por verme enterrado ántes hoy que no mañana.

Luis. Dexad las burlas.

Cosm. Cuñado,

yo soy claro como-el agua.

Fern. Oculto desde aquí quiero al pañ. escuchar lo que ambos; hablan.

Luis. Y pasemos á que quando para celebrarse estaba vuestra boda con Leonor, diciéndonos que se hallaba en términos de morir vuestro padre, sin que nada os pudiese detener dispusísteis vuestra marcha para Zaragoza; y puesto que os veo con prisa tanta volver, quién duda será para ver efectuada vuestra boda con Leonor: y he dispuesto que mañana, venciendo dificultades, os desposeis con mi hermana. Yo voy á advertirla á ella de esto mismo, y sin tardanza á practicar las precisas diligencias necesarias, para que todo se logre, segun desean mis ansias.

Cosm. Téngase usted, que no quiero que despues me eche en la cara que usted se lo trabajó .

todo, y que yo no hice nada.

A mi novia Leonor debo :
yo ser el que suba á hablarla, que puesto que yo he de ser

quien (hasta que la mortaja me pongan) he de vivir con ella, y he de aguantarla sus muchas impertinencias, sin otras chacharamanchas, es justo empiece la obra, pues he de finalizarla: disponga usted lo demas; y cuenta que no haya falta, porque si usted se descuida, y todo no me lo allana, con bendicion ó sin ella yo me he de casar mañana, Fern. Qué esto oiga mi sufrimiento!

Fern. Qué esto oiga mi sufrimiento!

Luis. Pues con toda vigilancia

voy á disponerlo: á Dios.

Cosm. Abur con la colorada...

Luis. De esta manera aseguro ap. los rezelos que me asaltan,

y queda mi honor bien puesto. vas. llega donde está D. Fernando, y le saca.

Cosm. Salga usted á la campaña, que ya se fue el enemigo.

Sal, Fern. Pero en mí (desdicha extraña!)
os queda el mayor.

Cosm. Lo creo,
si mi muger no se guarda;
pero yo la guardaré
en siendo mia la alhaja.

Fern. Cómo?

Cosm. Cómo, Señor mio? casándome hasta las cachas con ella mañana mismo.

Fern. Y vos hareis tal infamia, sabiendo que yo la quiero?

señal que mérito tiene
para quererla y amarla,
que una joya, quanto mas
rica, es mas codiciada;
y quando vos y otros muchos
la quieren, mi gusto alaban:
que como ella fuera fea
ninguno la requebrara.

Fern. Pues los rezelos no deben conteneros.

Cosm. Eso es maula, que el decirme que la amais,

no es decirme que ella os ama; " y bien podeis vos quererla sin que ella os quiera á vos nada. Fern. No os enseñé su retrato? Cosm. Sí pero no es de importancia, si agarro el original, que vos la tengais pintada. Fern. Pero temer el peligro debeis."

Cosm. Si ella mal mirada, lo que se debe á sí misma fuera dable que olvidará, lo que errará su capricho, lo emendaria una estaca.

Fern. Pues Leonor...

Cosm. Hombre ó demonio, ya mi paciencia se acaba; tu lengua es un escorpion, pues vierte en cada palabra veneno sobre veneno: tú dices que á Leonor amas, y con el que ha de ser marido suyo le quitas la fama, qué harás con la que aborrezcas, si así á la que quieres tratas? Fern. Yo sé bien:::-

Cosm. Mejor sé yo lo que he de hacer en la danza; yo voy á ver á Leonor: despues de verla y hablarla, haré lo que debe hacer siempre Don Cosme de Lara. Salen Doña Leonor é Ines con luces.

Leon. Pon esas luces Ines sobre ese bufete: ay cielos, en qué han de parar mis penas!

Ines. Qué tienes, Señora?

Leon. Cierto

Ines que has estado necia, pues quando ves los tormentos tan crueles que me aflijen (ay Dios!), preguntas qué tengo. Mi hermano Don Luis, tirano, solo à la codicia atento, quiere entregarme (qué pena!) á un hombre (qué sentimiento!) que no puedo aunque mas hago ocultar que le aborrezco.

Don Fernando (abora conoces mi yerro Ines) mas resuelto en su pretension porfia, sin cansarse á mis desprecios; y tambien contra Don Juan se declara, y como el duelo que hoy tuvieron en el Parque aun está pendiente, temo que han de llegar á encontrarse, pues que han de buscarse és cierto, Beatriz de Don Juan zelosa (aunque conmigo el veneno de sus zelos disimula), á Don Luis favoreciendo, es Ines quien solicita mis bodas con mas aprieto; y claro está que será solo por verme con dueño, porque le quede Don Juan libre; con que en este empeño, enemigos declarados son todos: solo el consuelo de todas estas fatigas, de todos estos tormentos. es Don Juan: solo Don Juan:::-

Sale Don Juan y Colchon. Juan. Es quien está á los pies vuestros. Ines. Bien ensaya la tramoya. Leon. Don Juan, qué miro! qué es esto?

pues cómo vos, quándo, aquí:;; Fuan. Sosegad mi bien el pecho;

yo entré ahora.

Leon. Estoy turbada!

Juan. Buscando:::-Leon. Toda soy yelo!

Fuan. A Don Cosme:

Leon. No prosigas.

Juan. Mi bien, pues ya aquí me veo sin que nadie me sintiera,

y mirar tu hermoso cielo:::-

Leon. Quieres irte?

Juan. He merecido:::-

Leon. Tú quieres perderme?

Juan. Quiero quererte.

Colch. Ines, y tú cómo

no te turbas?

Ines. A su tiempo.

Colch. A qué aguardas? Ines. Coichon, sí, Benito, Martín; yo quiero::: el amor; si yo la culpa:::-

qué te parece? va bueno?

Colch. Digo que tú puedes ir á turbar á los infiernos.

Leon. D. Juan, mi bien, mas despacio habrá lugar en que hablemos, y yo buscaré ocasion: vete ahora, porque temo que mi hermano, ó que D. Cosme pueden venir.

Dent. Cosm. Dicho y hecho: cai con trescientos sastres.

dentro un golpe, como que rueda una silla.

Ines. Buena la hicimos por cierto.

Leon. Qué dices?

Ines. Que nuestro novio se viene entrando acá dentro.

Leon. Qué luego hubo de venir! Colch. Pues no se sabe ya eso?

bastaba que yo viniera para suceder aquesto.

Leen. Don Juan, en aqueste quarto te retira.

Juan. Es fuerza hacerlo, aunque me lo riña el brio.

Colch. No es eso lo que yo siento, sino que el loco me huela.

Ines. Entra, acaba.

Colch. Digo que entro.

Don Juan y Colchon se esconden á la izquierda, y por la derecha sale D.Cosme cojeando, y Martín sosteniéndole.

Mart. Dime, Señor, si te hiciste mucho daño?

Cosm. Pues camello, sabes tú si una caida á ninguno hace provecho? Es posible que á estas horas no hubieran una luz puesto en estas piezas; y no, qué por un tris no me he muerto? y vive Christo, que una espinilla me he deshecho: qué no vea yo en Argel á quien tiene culpa de esto!

Leon. Pues quién tiene de eso culpa? Cosm. Quien á obscuras dexa esto. Leon Aqueso, de las criadas fue descuido.

Cosm. Ya lo veo:

mas no lo tuvieran ellas si vos tuviérais gobierno

Ines. Por Dios que sabe refiir.

Juan. Qué esto escucho, y lo consiento! Leon. Mucho le temo á Don Juan.

Yo, Don Cosme, no me meto nunca en esas cosas.

Cosm. No?

haceis mal, y es grande yerro, que una muger de razon en todo ha de andar.

Leon. Es cierto; pero en todo lo decente.

Cosm. Que todo es decente y bueno, quando mira que en la casa. vaya todo con arreglo: por Jesu-Christo que duele la pierna muy bien.

Leon. Lo siento.

Cosm. Mucho mas lo siento yo, que llevé el golpe.

Ines. Lo creo.

Leon. Pues decid cómo caistes?

Cosm. De hocicos.

Leon. No digo eso, sino cómo fue el caer?

Cosm. Caer siempre es en el suelo.

Ines. Señor, lo que mi Señora te pregunta es, si algo en medio habia en que tropezar?

Cosm. No fuera milagro nuevo, pues no entro ni salgo vez que no encuentre con tropiezos.

Mart. Chispas echa el inocente.

Ines. Para malicias no es lerdo.

Mart. Aqueso tiene de tonto.

Cosm. Me ha buscado alguien?

Leon. Sospecho,

que un D. Juan ::- que sé yo ::- así ::le aseguro; si le vieron. ap.

Cosm. Señores, este Don Juan me ha de hacer perder el seso; hoy mismo se me hizo amigo,

y me visita por credos:
sentaos, que tengo que hablaros.
Leon. Yo estoy bien así. con desagr.
Cosm. Laus Deo;
si os quereis estar en pie,
estad en hora buena.
siéntase Don Cosme.

Colch. Cierto,

Señor, que me cae en gracia.

Juan. Posible es que gustes de esto?

Ines: El hombre es acomodado.

Mert. Tiene lindo entendimiento.

Leon. Decid, que teneis que hablarme? Cosm. Digo, Señora, que viendo

que mi señor padre tarde á venir, pues el buen viejo acosado de la gota, mientras él se está pudriendo, hace que me pudra yo, y apure mi sufrimiento, que sin aguardar que venga de desposarnos tratemos, pues aunque el quiere que aguarde, yo os digo á vos que no quiero, que mis deseos son prontos, y sus achaques eternos; y no quiero que su gota agote mi sentimiento.

Ines. Esto solo nos faltaba.

Juan. Viven los cielos, que un necio::Colch. Calla, que es como una plata.

Leon.. Yo juzgo no será acierto el hacer lo que decis, pues quando el Señor Don Pedro gusta de hallarse presente, será bien:::-

Cosm. Todo eso es cuento:

primero soy yo que nadie.

Mart Señor cómo dicas eso

Mart. Señor, cómo dices eso? primero tú, que tu padre?

Cosm. Que mi padre y que mi abuelo:
no echais de ver, vos, Señora,
que el estar un hombre bueno
y hombre mozo, y que no tiene
malos vigotes, comiendo
y durmiendo en una casa,
da que murmurar al Pueblo?
Leon. Ese reparo, Don Cosme,

yo era quien habia de hacerlo.

Cosm. Yo, Señora, por mí hablo,
que mi alma tengo en el cuerpo.

Leon. Luego el riesco que temeis

Leon. Luego el riesgo que temeis es del descredito vuestro.

Cosm. Pues qué naci yo en las malvas ó soy manco, cojo ó tuerto?

Leon. Digo que teneis razon.

Cosm. Aqueso lo verá un ciego. Colc. Señores tras de este hombre.

me anduviera un siglo entero.

Cosm. Tratemos de irnos casando ántes que me enfade, puesto que si os resistis Leonor, el por que muy bien comprendo y dareis lugar que vaya la soga tras el caldero.

Leon. Y eso qué quiere decir? Cosm. Dios me entiende y yo me entiendo.

que habeis de ser de uno solo, aun que en dos partes os veo.

Juan. Que esto escuche!
Cosm. Despachad,

que estoy aguardando. Leon. Eso

con mi hermano:::- mas el viene.

Fuan. Terrible empeño.

Sale Don Luis.

Cosm. Don Luis, seais bien venido. Luis. Don Cosme, enojado os veo; qué teneis?

Cosm. Ay vuestra hermana que ha dado:::-

Leon. Lo que defiendo
es razon, y bien sé yo
que Don Luis dirá lo mesmo.
Trae una luz; ay Don Juan
que de temores que llevo!

vase, Ines alumbrandole.

Cosm. Ah, ah, ah, ya penetrando voy el caso:: - mas callemos.

Luis. Vete alla fuera Martín.

Mart. Eso es lo que deseo. vase. Luis. Decidme pues lo que ha sido?

Cosm. Lo que ha sido es en efecto (como he dicho) que á Leonor entre á hablar:::-

ap.

Sale Martin.

Mart. Un caballero

hablarte quiere, Señor.

Luis. Pues ve á abrir mi quarto: al vuestro idos Don Cosme, que yo en despachando ire á veros.

vase con Ines.

Cosm. Si al hombre de mas juicio estos embrollos y enredos volvieran loco, que harán en mí, siendo un majadero? pero con sorna y cachaza salir bien de todo espero.

Colc. Si se fuera este menguado, tomando la puerta.

Cosm. Pienso

que hácia allí he oido un run run, como quando se habla quedo.

Juan. Ya parece que se va.

Cosm. Yo no sé que pensamiento me ha dado.

Fern. Ocupado esta

Don Luis y así ahora:::- pero Don Cosme está aquí, y parece que quiere irse, supuesto

que toma la luz.

toma la luz.

Cosm. Qué cuesta

mirar aqueste aposento?

Juan. Vive Dios que viene aca?

Colch. Pues que piensas hacer?

Juan. Esto.

Llégase Don Cosme donde está Don Juan y Colchon matale la luz, y salen con las espadas desnudas: se obscurece el teatro.

Cosm. Ah, luego bien dixe yo, ladrones.

Fern. Mas que es aquello?
va saliendo con la espada desnuda.

Colch. Señor, atisva la puerta.

Cosm. Ladrones digo.

Colch. San Telmo,

abogado de tormentas

me ayude.

Don Juan y Colchon han ido pasando hácia la derecha sin tropezar con ninguno; y sale Don Luis por el mismo lado.

Luis. Quién va aquí dentro?

Cosm. Ladrones.

Luis. Ola, traed luces.

Juan. Su hermano es, viven los cielos.

Colch. Ya escampa, y llueven hermanos.

Fern, Quiero fingir que ahora llego: quién este alboroto causa?

Colch. Otro demonio tenemos?

Juan. La puerta he encontrado; ven. v.

Colch. Buenas noches caballeros. vase.

Luis. Como luces no traeis?

Cosm. Quizá estan en los infiernos encendiéndolas.

Luis. La puerta

he de guardar.

Fern. No comprehendo

que es esto.

Sale Martin con luces.

Mart. Aquí estan las luces.

Luis. Que es lo que miro!

Fern. Qué veo?

Cosm. Oigan, el encerradito era Don Fernando? Bueno; este hombre me ha de hacer que pierda el entendimiento.

Luis. No hablais?

Cosm. Qué tengo de hablar?

Que diga este caballero

por qué ha entrado aquí, y á qué?

Fern. Lo que yo deciros puedo: - á Don Luis.

Cosm. Veamos como se la emboca. ap.

Fern. Es que viniendo ahora á veros, me dixeron que visita

teniais; y al mismo tiempo:::-

Cosm. Por Dios que miente á destajo.

Fern. Oi las voces y estruendo,

y subi. Luis. Yo entrar os ví.

Cosm. Ya la tragó el majadero.

Luis. Pues Don Cosme, con quién vos refiais?

Cosm. Qué bravo cuento!

Amigo si usted es tonto

qué culpa tengo yo de eso?

Luis. Que decis?

Cosm. Lo que so digo

es, que decirlo no quiero; que el tal Don Fernando y yo

en-

el verla. Leon. Gracias al cielo que de este aprieto sali. Luis. Venid. Fern. De zelos voy muerto. Luis. El Don Cosme es grande bruto. Cosm. Todos me tienen por necio; pero yo les haré ver, para que tomen exemplo,

20

mas callo.

el honor es lo primero. Mutacion de sala de Doña Beatriz; y salen ésta y Blasa con luces.

Beat. Tarde es, y Don Juan no viene. Blas. Pues harto, Señora mia, quando el papel le llevé se lo encargué. Beat. Qué te admira,

Blasa. Tente no prosigas. Colch. Por qué? Blasa. Porque tus finezas

ó dos:::−

conmigo las desperdicias, puesto que soy puerca y tonta

CO-

como á Ines dixistes. Colch. Chispas! chisme hay aquí; pero es fruta que entre mugeres se cria. Al vastidor Leonor é Ines con mantos. Ines. A Beatriz á buscar vienes? Leonor. Si, que ya restablecida del pasado susto, intento ( pues la noche nos convida) dar un paseo; mas tente Ines (ay Cielos!) no miras::-Ines. Para correr cañas forman de dos á dos las quadrillas. Leon. Pues que no nos han sentido, oigamos aquí escondidas. Beat. Aunque he callado hasta aquí, hoy tus extremos me obligan, Don Juan, para declararte::-Leon. Oigamos: ay ansias mias! Blasa. A Ines y Leonor allí ap. he visto; cosa es precisa advertírselo á mi ama. Juan. Proseguid, Señora. Blasa habla al oido á Beatriz. Blasa. Mira que escondida allí Leonor te escucha. Beat. A tiempo me avisas; empiece aquí mi venganza: el fingimiento á que aspira. Digo, Don Juan, que hasta aquí en tus finezas creía que tuviese la lisonja parte, y así resistia el creerlas y el pagarlas; pero hoy que con tan rendidas expresiones desvaneces las dudas en que vivia; y de tu afecto y cariño la constante se ine asirmas; libre ya de mis temores me confieso agradecida, y tal vez:::-Leon. Qué esto esté oyendo! Ines. Se dará tal picardía! Blasa. La tal Leonor estará ap. contenta. Juan. Yo, Beatriz mia,

doy gracias á mi fortuna - ( pues en mi favor benigna se declara: solo el labio ap. te ofende, Leonor querida. Beatr. Nunca, Don Juan, tus finezas escuché tan complacida. con inten. hablan aparte Don Juan y Doña Beatiz. Leon. Qué es esto que me sucede? Ines Señora lo que se estila, porque toditos los hombres siguen la misma doctrina. Blasa. Ahora entro yo: aunque pudieran los regalos que me envias, Colchon:::-Ines. Regalos? ha perro! Blasa. Mostrarme tú amor, que viva es preciso rezelosa que á Ints::-Colch. Calla no prosigas; pues pudiera esa marmota competir contigo, chica? solo el colmillo le falta para Elefante. Ines. Que ira! Colch. Hazme de mas delicado gusto, Blasa de mi vida. Blas. Lo mismo dirás de mí. apart. Colch. No lo diré: es cosa fija. riend. que ya está dicho. Fuan. Parece si acaso no es fantasia, alter. que hácia allí se oye ruido. Leon. Si en descubrirlo porfia, y aquí me ve, harto castigo será de su alevosia. Beat. Qué decis? Juan. Digo que hay gente. Beat. Que á Leonor viese seria ap. muy del caso; y one turbada estoy es preciso finja. para empeñarle mas:::- yo::sí::- Don Juan::-Juan. Ya con tu misma turbacion me has dicho claro quanto ocultar pretendias. Y mis zelos haz de ver quién es:::-Llega Don Juan donde está Leonor, y 50000 sale ésta levantándose el manto, hacien do lo mismo Ines: Don Juan se turba y Colchon le imita.

Leon. Yo soy.

Juan. Qué desdicha!

Colch. Ira de Dios, qué potage!

Ines. Aquí está Ines, qué me mira?

Leon. Mucho haré en disimular. ap.
Yo soy, templad la fatiga; con enfa.
que quando os ama Beatriz,
es hacerla una injusticia

rezelar que pueda daros : ::-

Beatr. Leonor, si acaso imaginas

que Don Juan puede::-

Juan. Estoy muerto!

Leon. Y si tú piensas amiga,

que conmigo:::-

Blas. Mi Señor

á esta parte se encamina.

Beat. Mi hermano?

Blas. Es cierto: y que viene Don Luis en su compañía.

Colch. Señores, quién me ha metido

á mí en estas tremolinas! Beat. Qué haremos?

Leon. Tú lo sabrás. con desp.

Beat. Que Don Juan (ay ansias mias!)

se esconda será preciso.

Juan. Qué así el hado me persiga!

Leon. No será la vez primera sonri. que se haya escondido.

Colch. Chinas!

Señoras, un rincon pido aunque sea en la cocina.

Beat. Ah traidor!

Cada uno por su lado.

Leon. Afementido!

Juan. Beatriz :::- Leonor ::: - desdichas :::-

Beat. Entrad presto.

Juan. Ya obedezco.

Ines. Entre él tambien.

Colch. Bien pellizcas:

dos veces ántes de cena escondido? buena vida.

escondese á la izquierda.

Blas. De ventura somos.

Beat. Cómo?

Blas. Como los dos.

Beat. Dilo aprisa.

Blas. En el quarto de tu hermano se han entrado.

Beat. Pues propicia

es la ocasion, á Don Juan

saca al punto.

Blas. Tu vecina mirando adent.

va subiendo la escalera:

y no es posible.

Beat. Que Elvira

venga á visitarme ahora?

Leon. Pues yo no es dable te asista,

puesto que no la conozco.

Beat. Yo la llevaré advertida

aparte á Blasa

al otro estrado: ven Blasa, que así mejor se acredita para con Leonor, que nada

Don Juan me importa; y que viva

él persuadido tambien

que no quedando ofendida,

y dexándole con ella, que no me da su perfidia

sentimiento: tú, Leonor, mientras yo estoy en visita,

harás ::-

Leon. Que salga Don Juan, porque en tu casa peligra: así lo haré.

Beat. Ya yo sé

lo bien que lo harás amiga.

Pasease Doña Leonor é Ines á su lado, y

salen Don Juan y Colchon.

Ines. Braba tormenta le espera.

Juan. Bien mio, saben los Cielos:::-

Ines. Tendrá valor para hablar?

Juan. Que aunque el delito confieso:::-

Ines. Mal fuego en hombres tan malos. Juan. Ni te agravio, ni te ofendo:

solo haberme hallado aquí

es la culpa, lo confieso.

Ines. Porque no puede negarlo.

Juan. Mas la disculpa que tengo,

si la oyeses:::-

Leon. Eso solo

no puede mi sufrimiento resistir: disculpa aquí? idos, ó viven los Cielos,

que á despechos de mis iras, que á bolcanes de mi incendio, y que á rayos de mi enojo os haga:::- pero qué es esto? cómo de esta suerte hablo? perdonadme, Caballero, que divirtiendome, ha sido. Colch. Que lindo divertimiento.

Leon. Beatriz, mi amiga y parienta::-

Juan. Señora, mi bien, mi dueño:::-

Leon. Me ha dexado aquí:::-

Fuan. Rendido:::-Leon. Para que:::-

Juan. A tus plantas puesto:::-

Leon. De aquí, os saque:::-

Juan. Te suplico:::-

Leon. Y así yo::-

Juan. Pues vive el cielo que has de oirme, ó de dar voces para que al estruendo vengan su hermano y el tuyo y aquí me maten. - alza la voz.

Leon. Teneos, no deis esas voces.

(Colch. Por

las lágrimas de San Pedro que le escuches, que á este hombre como al demonio le temo.

Juan. Ines, haz tu que me escuche. que yo una joya te ofrezco.

aparte á ella.

Ines. Señora, por caridad:::-( discurso dame tu esfuerzo para pescar esta joya) que le oigas.

Leon. Tú pides eso?

no eras tú quien mas culpaba

su traicion?

Ines. No te lo niego; pero de un instante á otro suele haber cosas de nuevo: hazlo Señora por mí.

Leon. Pues quando yo quiera hacerlo; cómo podré, quando miro mi hermano en el aposento de Don Fernando, y Beatriz que tomando algun pretexto puede bolver?

Ines. Si no hay mas inconvenientes que estos, Colchon y yo, desde aquí, si vienen avisaremos. Leon. Por tí sola lo hago.

Ines. Yo

te lo estimo y agradezco. Juan. Que en fin, el ruego de Ines puede mas que no mi ruego!

Leon. A ella se lo agradeced.

Juan. Pues digo Leonor, que el cielo sabe que no te ofendí con el menor pensamiento. Si vi á Beatriz, fue llamado de un papel suyo, y el yerro que cometió mi fineza, le disculpa su precepto; pues habiéndome llamado, no venir fuera defecto que tú misma me culparas,

pues se ofendiera tu pecho en querer á un hombre bien, que es con las damas grosero. Señora, esto es la verdad: Leonor, lo que digo es cierto, justicia ó piedad aguardo;

y rendido amante y tierno, para que tú lo executes

me tienes á tus pies puesto. Leon. Qué dices de aquesto, Ines? Ines. Qué he de decir? si á mi abuelo, á mi padre, y á mi madre y á mí, que es lo que mas quiero, me hubiera muerto, Señora, le perdonara al momento:

templa tu rigor, Señora. Juan. Yo con eso estoy contento, pues solo que mi amor creas

es mi, bien lo que deseo. Colch. De quando acá tienes Ines

tan buena itencion? Leon. Mas viendo:::- hablan ap. los 2.

Ines. Ahora bien: seo hidalgo.

Colch. Tente,

ap.

Ines, porque ya te entiendo, y respondo y satisfago coa lo que ha dicho mi dueño al tuyo: amigos seamos.

Estes el honor y el amor

Leon. Vete pues puedes sin riesgo de que te vean: mañana procuraré verte.

fuan. El cielo

á las horas apresure
de su curso el movimiento
para que vuelen.

Ines. Aguarda,
que ni volar pueden ellos,
ni tu andar: pues que Don Cosme
va la escalera subiendo.

Leon. Qué dices?

Juan. Qué mis pesares

venga á aumentar este necio!

Leon. Don Juan, vuelve á retirarte.

Juan. Por tu honor habré de hacerlo.

Colch. Siempre agazapado? mas

que hombre parezco conejo.

Entranse adonde antes. Leon. A qué vendrá ahora Don Cosme,

Ines?
Ines. Tras tí, á lo que pienso.
Sale Don Cosme por la derecha con capa
y espada.

Leon. Quién es?

Cosm. Un hombre, que vos no quisiérais aquí verlo, ni yo quisiera tampoco haberos visto aquí dentro.

Con que en fin, Señora novia, á costa de mis desvelos caisteis en el garlito.

Leon. Qué pronunciais?

Cosm. Cepos quedos,
porque han de vernos los sordos,
y han de escucharnos los ciegos.

Colch. Al rebes me la vestí. Juan. Calla.

Ines. Aqueste es otro aprieto.

Cosm. Con que usted me anda tomando las vueltas, segun yo veo, y en viéndome descuidado, entónces toma usted vuelo, y se viene::- hay que no es nada á la casa, quando ménos, de Don Fernando: el mismito que á usted con dulces requiebros la enamora.

Juan. Qué he escuchado!
Leon. Qué decis?
Cosm. Sé todo el cuento,
y vengo á desembucharlo
todo, sin nullus redentium.

Leon: Atended:::Cosm: Sobre que nada
se quedará en el tintero.

Leon. Muerta soy! Juan. Estoy sin alma.

Cosm. A que vienen aspamientos, si vos, y el tal Don Fernando teneis tramado el enredo.

Leon. Qué enredo? Cosm. El de darme á mí calabazas: y que luego que os agarre á vos, me diga limpiate que estas de huevo: por esto, haciendo del guapo, me habló, y echandome fueros me dixo, que me volviese á mi patria, pero haciendo ántes renuncia á la boda, porque él estaba resuelto á casarse con vos: mas que esto era con gusto vuestro, y para mas convencerme me mostró el retrato luego vuestro que le disteis vos, y el guarda con fino extremo: por esta causa salí de Madrid; pero advirtiendo la pegaba de codillo, ganando él, y yo perdiendo, resuelto á reñir con él, á Madrid otra vez vuelvo; él ha vuelto á hablarme, y yo, que aunque algo de tonto tengo, en mi modo de pensar, que soy hidaigo demuestro, pensaba que aunque os amase él á vos muy fino y tierno, pudiérais no amarle vos á vuestro honor atendie ndo, á casarme vellis nollis, con vos estaba resuelto; pero hija mia, ya no, que es menester mucho tiento

para que no sufra yo lo que otros estan sufriendo; porque viendo que os venis á estas horas sin acuerdo pian pian á la casa. del galan que os hace gestos, me hace conocer que vos tambien le amais, y no quiero proseguir en caso en donde al primer paso tropiezo. No le diré à vuestro hermano nada, que soy caballero, y en no quererme casar bastante lo manifiesto; pero al dicho Don Fernando ( que es otro gestas moderno) le he de hacer ver que no soy tan cobarde, que no puedo medir mis fuerzas con él brazo á brazo, y cuerpo á cuerpo: llevese el original, pues ya del retrato es dueño; mas con su cuenta y razon, porque hablando sin rodeos, para casarme con vos á vos puedo tener miedo; mas no habiendo de casarme, á él tenérsele no puedo; que es cierto no podrá hacerme la burla que yo no quiero; y quando con Don Fernando os caseis, muy buen provecho, que si él con vos vive alegre, yo sin vos viviré quieto. No queda mas por ahora que decir: ya nos veremos. wase.

Ines. Mucho mas nos importara el que hubieras dicho ménos.

Leon. Todo se perdió.

Salen Don Juan y Colchon.

Juan. Qué he oido!

Colch. Lo que en este mismo puesto te oyó Leonor.

Leon. De turbada

no puedo formar acento.

Sal. D. Ju. Colchon, vámonos de aquí. Leonor siguiendo á Don Juan. Leon. Don Juan mio, ya yo veo:::-

Colch. Par Dios, linda patarata.

Leon. Que lo que ha dicho este necio:::-

Colch. Eso sí, hacerse de penças.

Leon. Es bastante fundamento:::-

Colch. Como quien no dice nada.

Leon. Para darte sentimiento:::mas si quieres escucharme,

Don Juan, mi vida, mi dueño.

Colch. Eso sí, echar por arrobas, que vale varato eso.

Leon. Escucha.

Colch. Señora, no

nos canse, que no queremos.

Leon. Colchon, haz tú que me escuche

aparte á ël.

que yo un vestido te ofrezco.

Colch. Ahora tiene esto hechura, Señor:::-

Juan. Vamos de aquí luego.

Colch. Vestido? oh, si cada dia tuvieran un par de zelos!

digo que escucharla debes.

Juan. Colchon, pues tu dices eso? alter-

Colch. Si Señor; no ves que está este vestido muy viejo?

Juan. Pues qué le hace tu vestido á que la oiga?

Colch. Yo me entiendo.

Juan. No porfies, que es en vano.

Leon. Escucha:::-

Fuan. Nada te creo.

Colch. Leonor, á tí no te oyó por Ines, Señor?

Juan. Es cierto.

Colch. Pues por mí debes oirla, porque será menosprecio

mio que haga mas papel Ines, que yo en este cuento.

Juan. Por tí la oiré.

Colch. Y por tí

me haré con vestido nuevo.

Leon. En fin . mas á tu criado atiendes que no á mis ruegos.

Juan. Hago lo mismo que hicísteis.

· Leon. Pues oye, Don Juan, atento: quando empeñado mi hermano estaba con mas extremo que admitiese á mi pesar

ap

á Don Cosme por mi dueño: yo por tí tan solamente, anegada en sentimientos, le dí parte á Beatriz: y al caracter atendiendo de Don Cosme, se valió de su hermano, porque luego, intimidando á Don Cosme, me libertase del riesgo, mi retrato me pidió Don Fernando; y te confieso, que si pidiera la vida, (mira quánto lo encarezco!) resuelta á evitar estaba con Don Cosme el casamiento. Despues que se fue Don Cosme intenté (testigo el cielo) cobrar mi retrato: al fin, ayer venia resuelto á entregármele en el bosque, claramente conociendo que no pueden sus finezas contrarestar mis desprecios; mas como contigo tuvo aquel casual encuentro, quedé con nuevos pesares sin conseguir mis deseos. El habértelo callado solo es la culpa que tengo; pero no quise causarte, Don Juan mio, el sentimiento que de saberlo tendrias, juntamente previniendo que otro empeño te excusaba cuerdamente mi silencio: ésta es Don Juan la verdad, y también lo es, que mi pecho te ama á tí tan solamente, y que todo lo que he hecho ha sido por conseguir (inconvenientes venciendo) que tu seas de mi mano, y mi corazon el dueño. Colch. Aquí no hay que responder. Juan. Por vencido me confieso. Leon. No me respondes, Don Juan? Colch. Que ha de responder? Pues eso

tiene mas respuesta que

decir :: - soy un majadero? Juan. Si es así, tienes razon. Leon. Razon no mas? Colch. Eso es bueno: tiene razon y justicia, con costas, y para ello; y tiene et cætera. Ines. Ya Benito sube, y entiendo que le enviará tu hermano para llevarte. Leon. Al encuentro sal tú, y dile que ya baxo. Ines. Voy. Colch. Y mira que te veo, y que ya somos amigos, no me hagas:::- pero silencio Leon. Don Juan mio á Dios te queda. Juan. A Dios mi querido dueño: Leonor, te veré mañana? Leon. Sí, Don Juan. Juan. Ya voy contento. Leon. Vete al. instante. Fuan. Sí haré. Sale Ines. Ea, Señora, acabemos. Leon. Ay Ines, no acierto á irme. Ines. No? Pues veamos si yo acierto: mira, de aquesta manera se van: á Dios caballeros. Toma Ines á Leonor de la mano y haciendo besamanos á Don Juan y á Colchon se entran. Juan. Ay Colchon, el regocijo aun no me cabe en el pecho. Colch. De que hayas echo las paces no sabes lo que me alegro. Juan. Por qué? Colch. Mejor que no yo, Señor, te lo dirá el tiempo. Juan. Mira si se han ido ya por que salgamos. Colch. Ya pienso que se han ido todos. Juan. Pues no conviene detenernos: amor, pues eres deidad, y conoces mis deseos:::-Colch. Ensalada que me aguardas

con mal guisado carnero:::-Juan. Permite que de Leonor logre los bellos luceros. Colch. Haced que yo os coma, aunque seais poco, frio y puerco.

#### JORNADA TERCERA.

Sala. Salen Don Cosme y Martín. Cosm. Qué me aconsejas Martin? Mart. Señor, en cosas tan árduas no me atrevo á aconsejar; y pues que licencia alcanza mi voluntad, te suplico:::-

Cosin. Qué?

Mart. Que no le digas nada á Don Luis de-lo que yo dixe de Don Juan, pues tanta reputacion se aventura en Leonor.

Cosm. Muy noramala para el picaro brivon; pues si yo tuviera gana de decirlo, no hubo anoche tiempo? soy yo hombre que anda en chismes y enredos? Esa es advertencia excusada, pollino.

Al pañ. Fern. Con dos empeños hoy obligado se halla mi valor. Don Cosme es uno, pues mis dichas embaraza, y el otro (ay de mí!) es Don Juan, con quien mas iras derrama el pecho, pues él es quien en toda el alma me agravia: y pues hallarle no puedo ociosa no esté la espada. A Don Cosme á buscar vengo para que hoy al campo salga, y vea:::-

Cosm. Sí, Don Fernando ha de ser de quien me valga, que el consejo de enemigo seguirle es cosa acertada. Fern. Pero allí está.

Cosm: Pero allí

le voo; en su propia causa

me ha de aconsejar él mismo. Fern. D. Cosme, puesto que os hallan::-Cosm. Don Fernando? Bueno, lindo. Ahora iba á vuestra casa á buscaros.

Fern. Qué teneis que mandarme?

Cosm. Camarada, no andemos en cumplimientos, sino oidme dos palabras. Yo, Don Fernando, con vos traia intencion dañada desde Aragon; ya sabeis seria por lo de marras: andando trazando pues como despicar mi rabia, á este Don Juan encontré, y me dixo que apretada amistad tuvo conmigo en mi tierra; y si palabra me acuerdo de haberle hablado. lo dixera sin tardanza, se encajó aquí de pegote con intencion tan malvada,. que él me pretende dar perro, y es de este perro la maza; pues si á enojo no lo habeis, tras de mi novia se anda; y como es un gran bellaco, y es ella una gran bellaca, se resguardaban de mí, hasta que anoche en la trampa cayó; pero escurrió el lazo.

Fern. Pues qué, estuvo en vuestra casa? Cosm. Si estuvo? qué brava flema! El fue el que escondido estaba, y el que la luz me mató, tomó puerta, y santas pasquas.

Fern. El fue? pues viven los cielos ap. que ahora con mas instancia mis zelos le han de buscar.

Cosm. Luego á vuestra casa pasa; yo le vi salir, que juzgo que es lisiado por hermanas.

Fern. De mi casa? qué decis, Don Cosme?

Cosm. Así fuera Papa.

Fern. Sin duda que tras Leonor. I ap.

Cos-

Cosm. Pues ahora mi duda encaja.

Este Don Juan me la pega:

vos me la teneis pegada:

bien lo sabemos yo y vos,

porque el retratito canta:

el consejo que yo traigo

de hombre de experiencia harta

es de pelear con vos:

Don Juan, pues que me la clava,

merece que yo le mate:

decidme sin pataratas

con qual de los dos aquí

debo andar á cuchilladas.

Fern. Vive el cielo que no sé que responder; pues si trata con Don Juan hoy de reñir, estorbo es de mi vengauza; y si á Don Cosme conmigo digo que riña, embaraza tambien mi intento; y así la respuesta dilatada ha de darme tiempo.

Cosm. Ola!

No me respondeis?

Fern. Pensarlas es necesario primero

cosas de tanta importancia.

Cosm. Pues pensarlas al instante. Fern. Mirad, yo os aconsejara que por ahora os procureis sosegar.

Cosm. Qué, lo haceis chanza?
pues vive Dios, que ya sé:::-

Fern. Don Luis viene allí.

Cosm. Es matraca?

Que este diablo de cuñado no me dexe asentar bazal: Sale Don Luis pensativo.

Fern. Despues despacio hablaremos.

Luis. Esto ha de ser.

Cosm. Mala cara

trae.

1 65 -4.

Luis Aquesta misma noche se han de desposar.

Juan. Extraña

suspension trae Don Luis.

Luis. Que ya es nota demasiada

Cosm. Qué será

lo que allá entre-dientes habla.

Lois. Fernando? Don Cosme?

Fern. Sed

bien venido.

Luis. En qué se trata?

Fern. Un rato en conversacion aquí con Don Cosme estaba.

Luis. Era de gusto? Cosm. Un poquito.

Luis. Pues Don Cosme, hoy mi amor

el dárosle grande.

Cosm. Cómo?

Luis. Haciendo que os caseis.

· Cosm. Guarda.

Luis. Esta noche:::-

Cosm. Esas te niego.

Luis. Con Leonor.

Fern. Qué escucho!

Cosm. Alarga.

Luis. Que pues (como vos decis) el Señor Don Pedro tarda por sus achaques, no es bien dilatar vuestra esperanza.

Fern. Si ahora responde que quiere, mi amor tristemente acaba.

mi amor tristemente acaba. ap. Cosm. Si digo ahora que no quiero, ap. es fuerza que aquí haya danza.

Fern. Pero válgame el valor.

Cosm. Pero el ingenio me valga.

Luis. Pues cómo así os suspendeis quando esta dicha os aguarda?

Fern. Cuñado, un contento grande dicen que lo mismo mata que mata un gran sentimiento: pues vedlo aquí verbo gracia, que en el gaznate las voces con el gusto se atragantan.

Fern. Don Cosme, responde aqui cortes.

Luis. Yo así lo aguardaba de su mucha discrecion.

Cosm. El con ironia habla, y no es ningun Ciceron.

Fern. Iré á avisar á mi hermana.

Cosm. Eso á mí me toca, y quiero ir con yos á convidarla.

Luis

ap.

ap.

ap.

ap.

Luis. Pues idos los dos, que yo quedo á disponer la casa.

Cosm. No me he de casar, aunque

el Papa me lo mandara.

Fern. Procuraré separarme luego que á la calle salga.

Cosm. El piensa que ha de burlarme: luego verá en lo que para. ap.

Fer. Venid.

Cosm. Venid.

vanse los dos.

Luis. Vive Dios

que así mis sustos se acaban de una vez, pues los rezelos con que mi cuidado anda de Don Juan, á un mismo tiempo son de Beatriz, y mi hermana; y emendando por ahora la parte que á ella le alcanza, despues la de Beatriz mi valor sabrá emendarla.

Sale Leonor alterada.

Leon. Hermano, qué es lo que ahora de tu parte una criada me ha dicho?

Luis. Lo mismo que te digo en breves palabras: sin dilacion esta noche has de quedar desposada: mi hermana eres; harto digo con decir que eres mi hermana.

Leon. Para oir tan terrible nueva todo mi aliento me valga!
Que está ya contra mi vida la sentencia pronunciada, sin tener arbitrio (ay cielos!) para poder evitarla.
Ay Don Juan! Cómo podré vivir viéndome entregada

á otro hombre, quando en tí solo todo mi gusto cifraba?

Que haré, cielos?

Sale Ines apresurada.

Ines. Ay Señora!

tu hermano arreglando anda toda la casa, mandando de arriba abaxo limpiarla para esta noche: yo creo::: Leon. Ines, no prosigas, calla, que en cada voz que articulas, mayor tormento me causas.

Ines. Pues qué sucede? Leon. Mi hermano,

(pero mi lengua se engaña) que mas que hermano es tirano, pues mi muerte solo traza, con Don Cosme aquesta noche que me despose me manda.

Ines. Dile claro que no quieres.

Leon. Cómo es dable, suerte infausta! sin que ultraje mi decoro que lo que me dices haga?

Ines. Pues te has de casar?

Leon. No sé:

solo el medio que se halla para ver si mi desdicha puedo acaso remediarla, es avisarle á Don Juan el riesgo que me amenaza, á escribirle voy: tu Ines prevente, que sin tardanza le has de llevar el papel.

Ines. Lo haré con toda eficacia, porque no podré sufrir sea esposo de mi ama, un animal, que por poconace con freno y albarda.

Leon. Compadeceos: oh cielos
benignos! de mi desgracia. vase.
Calle larga. Salen Don Juan y Colchon.
Juan. Ya te esperaba impaciente.

Colch. Te parece que he tardado?

Juan. Y Leonor? Colch. La aborrecí,

porque la verdad hablando, ni verla ni oirla pude.

Juan. Pues bienes bien despachado, sin saber si tendré ó no lugar de hablarla.

Colch. Yo alcanzo

que es muy facil el saberlo.

Juan. Cómo?

Colch. Vete á preguntarlo.

Juan. Colchon, no con tus locuras fomentes mas mis quebrantos.

Colch. No dices bien, que el colchon siempre sirve de descanso.

Sa-

Sale Benito con un papel. Benit. Dicha en hallarle he tenido: este papel Don Fernando mi amo os envia.

lee para si. Juan. Mostrad. Colch. Seo Benito, hablemos claros: sabe usted lo que contiene este papel que ha entregado?

Benit. Yo se lo diré despues.

Colch. Pues que, ahora viene cerrado qual pie de muleto?

Juan. Id,

y decid quedo enterado.

Benit. Quedad con Dios seo Colchon: ya nos veremos despacio.

Colch. Qué extremos, Señor, son esos? trae el papel mal recado?

Juan. Un desafio tenemos, y ha de ser luego.

Colch. Zapato!

Fern. Escucha lo que me escriben.

Colch. Atento estoy escuchando.

Lee Don Juan. "Para acabar el duelo nque empezamos en el Parque os es-»pero detras de la hermita del An-"gel" = Don Fernando.

Colck. El es breve y compendioso.

Juan. Es caballero bizarro.

Colch. Pues respondele mañana; y ántes duerme sobre el caso.

Sale Ines con manto y un papel. Ines. Mi diligencia se luce, pues tan pronto le he encontrado. Juan. Quién es?

Ines. Quien buscándoos viene:::-

Colch. Teniendo pies, no es milagro.

Ines. Que soy yo. se descubre.

Juan. Qué miro? Ines,

qué hace mi dueño estimado?

*Ines.* No me puedo detener: este te envia llorando,

·tapase y vase corriendo. y á Dios.

Juan. Aguarda, detente.

Colch. Señor, llamarla es en vano: como diablo con cohete va que vuela.

Juan. Injustos hados!

Qué será lo que me escribe Leonor?

Colch. Tu paciencia alabo! Preguntaselo al villete, pues le tienes en tu maro.

Lee Don Fernando. "Mi hermano devitermina casarme esta misma noche vicon Don Cosme: considerad mi pena: acordaos que os amo, y obrad "como caballero y amante." = A

Qué es esto desdichas?

Colch. Palo!

Juan. Ay mas infelíz estrella! Colch. Que esto se escriba á un christiano! Juan. Qué veneno (aun no respiro!)

en aquestas letras hallo, pues vino á darme la muerte.

Colch. Ello es poco, pero malo.

Juan. Cómo es posible (ay de mi!) cumpla á un tiempo (hado inhumano!) con Don Fernando y Leonor? Quién se ha visto en igual caso?

Quién aconsejarme, cielos, podrá en lance tan extraño?

Sale Don Iuis. Yo.

Juan. Qu'én es?

Luis. Señor Don Juan, de la amistad enterado que con Don Cosme teneis:::-

Juan. Soy yo muy su amigo.

Colch. Y caro,

y si no digalo él.

Luis. He venido á suplicaros:::-

Juan. Denme los cielos paciencia.

Luis. Que noblemente bizarro

esta noche nos honreis,

porque Don Cosme, la mano

da á Leonor mi hermana, y quiero, para que todo el aplauso

tenga, y todo el lucimiento,

que vos, Don Juan vais á honrarnos,

Juan. Viven los cielos:::-

Colch. Peor

es esto que un trabucazo.

Juan. Qué esto escuche y sea fuerza disimular! /

Luis. No es acaso

cortes.

el convidar á Don Juan; porque con esto afianzo que no presuma de mí el que rezeloso he estado de su amor, y juntamente así de él vengarme aguardo, pues esta noche á Beatriz pedirla á su hermano trato: qué me respondeis, Don Juan? Juan. Que he de responderos, quando (mucho hago en disimular) rendido á fávores tantos, no sé con qué agradecerlos? Y pues mas interesado soy yo en este regocijo:::-Colch. Si lo entendiera el menguado! ap. Juan. Por particular amigo de Don Cosme, á acompañaros iré con la voluntad que si fuera vuestro hermano. Colch. Poquito á poquito va él diciendoselo claro. Luis. A Dios pues. Juan. Don Luis teneos. Luis. Que mandais? Fuan. Pues que llegado habeis á ocasion que estaba un empeño sentenciando de cierto duelo, pretendo el que vos, para no errarlo, deis vuestro voto. Luis Decid, que, aunque donde estais es vano el mio, lo haré por serviros, mas no por aconsejaros. Colch. Pudo hacer el diablo mas viéndose tan apretado, que para pescar la hermana pedir consejo al hermano? Juan. Un caballero se halla de otro al campo llamado, y su dama al mismo tiempo tambien envia á llamarlo, porque se halla en un aprieto que necesita su amparo:

pregúntase á quién primero

debe acudir. Luis. No es el caso

muy fácil de resolver á la primer luz mirado, y así es menester primero satisfacer á un reparo: decid, Don Juan, el aprieto de esa dama es arriesgado á perder honor ó vida? Juan. No, que solo á lo que alcanzo es el gusto lo que arriesga. Luis. Pues dificultad no hallo ninguna; pues si el honor del caballero empeñado se mira en el desafio, donde para conservarlo es fuerza haya de salir, y de la dama el cuidado es solo gusto ó amor, claro se ve que en un caso donde se arriesga el honor, el gusto no es embarazo, Y esto es lo que hiciera yo hallándome en este estado, que el honor es lo primero esto entiendo y esto alcanzo. Juan. A un tiempo ingenio y valor mostrais atento y gallardo. Colch. Como cuñado, por Dios, el Don Luis le ha aconsejado, pues le envia á que le casquen Luis. A Dios pues que convidando voy á los deudos y amigos Juan. Sirviéndoos iré. Luis. Quedaos: no habeis de pasar de aquí. Juan. Permitid:::-Luis. Es excusado el cumplimiento. Juan. Esto es deuda. Colch. Déxalo ir con dos mil diablos. Luis. Guárdeos el cielo. vase. Fuan. El os guarde: á Dios, y lo que te encargo es el secreto; no quieras, Colchon, que te cueste caro. Colch. Qué es á Dios; yo he de ir contigo. Juan. Qué dices? estás borracho? Colch. No soy tan dichoso yo. Juan Entre el honor y el amor,

Juan. Que á casa vuelvas te mando, y si un paso sales de ella, viven los Cielos sagrados que te he de cortar las piernas. va.

Colch. Pues hubiera mayorazgo como andar con dos muletas diciendo de contra alto: den para el pobre á quien Dios le castigó con un rayo.

Calle corta. Salen D. Fernando y Benito.

Fern. Diste, Benito, el papel á Don Juan?

Benit. En propia mano; y me mandó que me fuera.

 $oldsymbol{Fern.}$  Pues que te vuelvas te mando

á casa, y no salgas de elfa. Benit. No fuera mas acertado el que vo fuera contigo?

Fern. Eso dices? Por Dios Santo,

que si intentas::-Sale Martín con un papel en la mano.

Mart. Ya le hallé.

Fern. Qué hay Martín?

Mart. Manda mi amo darte este papel al punto,

y asímismo me ha encargado que respuesta no esperase.

Benit. Eso mismo estoy pensando.

El Cielo os guarde mil años. vas. Fern. Don Cosme, si es desafio?

Lee Fern. "Usted amigo mio, me debe vitener por manco y si piensa que "porque me faltan las vadulaquerias "de la Corte, le falta el corte á mi "Toledana, se engañó de medio á » medio, pues si las tropelías de in-» genio quieren mas maña que fuer-»za, el andar á porrazos, mas quie "re fuerza que maña, como dixo el votro; y para que lo vea, aguardo ndetras de Atocha, tan solo como mi madre me parió, y sin mas armas nque la de ortuño, que le falta un "grano de trigo largo: usted trate de venir luego, que quiero despachar socon tiempo para dar despues tras de notro amigo: y á Dios, y vamos nengociando." = Don Cosme de Lara.

Risa me ha dado el papel. Benit. Por lo ménos ha mostrado que no se lo escribió otro, Y qué has de hacer, dí?

Fern. Dudando estoy qué haré?

Benit. Con un hombre

tan sin razon, no hay reparo.

Fern. Aunque es necio, es caballero: ademas, yo le he buscado para refiir varias veces, y si hoy que me llama falto á refiir con él, no cumplo con mi amor y con mi garvo, y quedaré con infamia; mas si Don Juan en el campo es fuerza que ya me espere, y soy yo quien le ha llamado? Qué mal hice en dexar ir á Martín: mas remediarlo de esta suerte determino. Ven pues, que escribirle trato:::pero despues lo sabrás.

Benit. Dios nos saque á paz y á salvo. Vánse.

Selva corta. Sale Don Juan. Juan. Mucho Don Fernando tarda, cuya tardanza origina nuevo susto al corazon, porque aunque el que desafia acredita su valor, mucho mejor lo acredita el que á su mismo enemigo aguarda con bizarria. A que ocasion (ay de mí!) dispuso mi estrella impía me llamase Don Fernando! Ay Leonor! Ya mi desdicha, pues te he de perder, llegó al extremo que temia.

e Sale Don Fernando.

Fern. Perdonad Señor Don Juan lo que tardé, que precisas causas que me han ocurrido detuvieron mi osadía.

Juan. Siempre á buen tiempo llegais, y pues que mejor se explican en el campo los aceros

con los rayos que fulminan, socad la espada.

Fern. A eso solo

mi ardiente corage aspira. riñen.

Juan. Qué tanto dure á mi enojo!

Fern. Qué tanto se me resista!

La espada perdí.

Juan. Cobradla,

que en mí fuera accion indigna daros muerte desarmado.

Fern. De vuestra nobleza invicta es accion propia.

Don Cosme al vastidor.

Cosm. Ola, ola!

No anda mala tremolina

entre los dos.

Juan. Levantadla,

y nuestro duelo prosiga.

Cosm. Don Fernando anda de mala,

si no me engaña la vista.

Fern. Obrais como caballero, y os protesto por mi vida la tomo por defenderme

solamente.

Levanta Don Fernando la espada, y quando Don Juan va á envestirle, sale D. Cosme, y se pone en medio desnudando

la espada.

Cosm. Y yo estaria hecho un bausan esperando!

No fuera mala pamplina, deténganse ántes que toquen

á degollacion mis iras.

Juan. Qué pretendeis?

Fern. Qué intentais?
Cosm. Pese al alma de mi tia:

Ahora salimos con eso?
Pero en quatro palabritas,
pues lo preguntais, oidlo.
Yo á Don Fernando queria
ajustarle ciertas cuentas,
que en partir se finalizan:
A Atocha por un papel
la llamaba en cortesía,
y quando ya yo iba allá

à mi otro papel me envia

porque tiene otra partida;

diciéndome viene acá

y pues este trocatinte á nuevo enojo me incita descosiéndole la panza castigaré su malicia.

Envistele, y pónese en medio D. Juan

Juan. No reparais que conmigo empeñado aquí se mira.

Cosm. Y por etiquetas vuestras he de dexar yo las mias?
No faltaba mas.

Fern. Dexadme

castigar su grosería.

Juan. Quando conmigo refiis es fuerza que lo resista.

Cosm. Mi duelo es mas atrasado, pues que mi novia me quita.

Juan. Qué pena!

Fern. Aunque mi valor
satisfaccion no debía
dar, intento darla aquí,
viendo que el honor peligra
de Leonor, siendo ella quien
de mí se valió afligida,
pidiéndome que estorbase
( pues que de mí se valía)
su casamiento con vos.

Cosm. Lo que debo á la chiquilla! Fern. Y su retrato me dió,

por si conducir podia

al logro de sus intentos.

Cosm. Miren que alma tan bendita!

Vaya, que la tal Leonor es horror lo que me estima!

Juan. Ya quedo desengañado de los zelos que tenia.
Con esta satisfaccion,

qué vuestro ardor solicita?

Cosm. Que aunque estas acaban, nacem contra vos otras cosquillas:

los dos hemos de danzar.

Fern. Es preciso yo lo impida.

Cosm. Por solo esta vez dexadmo

le despache á la otra vida.

Juan. Mirad :::-

Cosm. Soy un lucifer.

Fern. Atended:::-

Cosm. Es nifiería,

que ni Herodes se me iguala

en sacando la maldita.

Rine con los dos.

Dent. Mart. Alli estan, Señor.

Juan. Qué es esto?

Fern. D. Luis viene á toda prisa á donde estamos.

Juan. Qué haremos?

Cosm. En qué demonios estriva, que este diablo de cuñado á todas partes me siga?

Dent. Mart. Llega presto.

Fern. Recatarle

el lance es cosa precisa.

Salen Don Luis y Martín con espadas desnudas.

Luis. Que suspendais las espadas os pide mi cortesía, mas no que las envaineis hasta saber que os obliga á refiir.

Cosm. Qué es envainar? Aunque Pilatos lo pida, que habiendo venido vos tiene la cólera mia contrario mayor.

Luis. Por qué teneis contra mí ojeriza? Cosm. Porque ser cuñado mio

quereis con alevosía.

Luis. Conmigo no creo yo exciteis nunca las iras.

Cosm. Con vos y con vuestra hermana, pues la tengo conocida.

Luis. Vive Dios si no mirara:::-

Cosm. Haga cuenta que no mira.

Luis. Yo soy:::-

Cosm. Cuñado, y por tanto enemigo á letra vista.

Luis. Dexad las burlas, y sepa, pues me traxo aquí mi dicha, la causa de vuestro duelo.

Cosm. Decidla vos. con soflama.

Fern. Pues oidla:

Ya sabeis que con Don Juan tuve ayer cierta porfia en el Parque; y deseando mis enojos concluirla, aquí que encontré á Don Juan 📜

intentó mi bizarria quedar libre de la queja, puesto que el sitio convida; este fué solo el motivo que á refiir me precipita.

Cosm. El tal Fernando es maestro de saber zurzir mentiras.

Juan. A divertir mis tristezas á este sitio me salia descuidado, y Don Fernando, que ofendido se creía quiso que con él rifiese, como aquí su voz publica.

Cosm. No es mal oficial D. Juan! Señores, en qué pocilga estoy metido entre estos maestros de fullerias!

Luis. Supuesto que disimulan, será cordura que finja que los he creido, puesto que la causa que os motiva no es honor, pediros quiero que este duelo no prosiga: A Don Juan aprecio, viendo quanto Don Cosme le estima.

Cosm. Lo mismo que á un tabardillo, pues ya sé sus picardias.

Luis. Y le tengo convidado para que esta noche asista á la boda de Leonor.

Cosm. Eso se quiere la niña.

Luis. Con que así, que os deis las manos de amigos es bien que os pida.

Fern. Basta que vos lo mandeis. Juan. Así mi fe hoy se acredita.

Luis. Yo á lòs dos os doy las gracias.

Cosm. Por Dios que me causa risa que sea yo el enojado y el que ofendido se mira, y que hagan las paces ellos.

Luis. Y pues la hora se avecina, vamos á mi casa.

Fern. Vamos.

Juan. Tardo el corazon respira.

Cosm. El novio ha de salir huero.

Luis. Hoy mis sustos finalizan. Fern. Aun no pierdo la esperanza.

Fuan. Templa tu rigor desdicha.

Cosm.

ap.

va.

va.

ap.

Cosm. Y yo haré ver, aunque necio, que quando honor, y amor lidian el honor és lo primero: no habrá mala zarracina. vase

Salon largo, adornado con varias sillas, y salen Doña Leonor, Doña Beatriz, Blasa é Ines con luces.

Beat. Qué ni Benito, Martín, ni Don Luis hayan vuelto para saber lo que ha habido. Leon. Beatriz, luego lo sabremos. Beat. Cierto, Leonor, que me admira

ver tu poco sentimiento; perdona que así lo diga.

Leon. No prosigas, que ya veo, Beatriz, la razon que tienes para que me culpes; pero como el lance que ha pasado, estorbo le considero de mi triste desposorio, no te espantes que consuelo halle en él.

Ines. Pues acabóse
tu consuelo, pues ya veo
á Don Luis, á Don Fernando,
á nuestro novio mostrenco,
y tambien veo á Don Juan
incorporado con ellos.

Leon. Don Juan con ellos? qué dices? Ines. Y Colchon, si es poco eso. Beat. Qué será el venir Don Juan? Beat. Si lo dicen lo sabremos.

#### Salen todos los hombres.

Luis. Porque sé con el cuidado que habreis estado, primero que de otra cosa se trate, el que salgais de él pretendo. Un disgusto con Don Juan tuvo ántes de conocerlo Don Fernando, el qual ahora hallándose prosiguieron: llegué á tiempo de mediarlos, y de decir llegué á tiempo á mi primo Don Fernando, quien es Don Juan de Toledo, que pues es Toledo dixe,

todo lo he dicho con esto.

Leon. Qué bien suena la alabanza de lo que se está queriendo.

Luis. A unas pretensiones vino á Madrid: mas no importa esto, lo que importa es, que sepais lo que le estimo y le quiero, pues le traigo á que mos honre: no es sino vengar mis zelos.

no es sino vengar mis zelos. ap.

Juan. El Señor Don Luis, Señoras,
hoy á su nobleza atento,
favorecer ha querido
mis cortos merecimientos:
la mayor ventura mia
ha sido el traerme á veros,
para ofreceros en mí
un esclavo tan atento,
tan obediente, tan firme,
que hoy á vuestras plantas puesto
ofrece perder la vida,
y no dexar de ser vuestro.

Si él no ha hablado con misterio.

Leon. Yo estimo, Señor Don Juan, tanto en esta casa veros, que hago seguras mis dichas en ver que presente os tengo.

Cosm. Y que vuelvan á emplumarme ap. si ella no habla con lo mesmo.

Beat. Yo (ah traidor!) lo mismo digo. Colch. Vive Dios que ambos son diestros!

Luis. Don Cosme, el dia ha llegado en que logreis los afectos de vuestro amor.

Cosm. Bueno ya.

Luis. Y de Leonor:::-

Cosm. Ahora es ello.

Luis. Dueño dichoso seais.

Cosm. Sí, pensando estoy en eso.

Leon. Primero pierda la vida.

Juan. Yo sabré morir primero.

Luis. Levantaos, dadla la mano, porque á la sala pasemos, donde vuestro desposorio

se ha de efectuar.

Cosm. Ya entiendo:
y quál mano la he de dar?
Luis. Pues tal preguntais?

Entre el honor y el amor,

36

Colch. Qué necio!

Cosme mirando á Don Juan, y á Don Fernando.

Cosm. Si Señor, pues si Leonor que á dos manos hace veo, yo no sé quál la he de dar de las dos manos que tengo.

Luis. Acabad, dadie la mano, pues ya sois su esposo.

Cosm. Eso

es lo que no quiero yo.

Luis. Cómo?

Cosm. Como que no quiero: esto está en latin, qué, no lo entendeis?

Luis. Viven los cielos:::-

Cosm. Sin fanfurriñas.

Fern. Templaos.

Juan. Qué es lo que oigo?

Luis. Este desprecio .
de este loco::-

Cosm. Tú lo eres.

Luis. Sabrá castigar mi acero.

Leon. Ay Beatriz! Qué dicha es esta?

Luis. Dexadme.

Tod. Don Luis, teneos.

Cosm. Señor, no lo hagamos bulla: oid, nos entenderemos.

Juan. Que os reporteis os suplico; Don Cosme diga:::-

Luis. Qué es ésto

que me pasa? Pues qué puede:::-

Cosm. Qué sabeis vos lo que puedo.

Luis. Decir en su abono, quando

le oigo decir:::-Cosm. Oigan esto,

y la cólera que pilla.

Fern. Oidle.

Luis. Decid.

Cosm. Va de cuento.

Yo vine, Señor Don Luis, habrá tres meses y medio:::no habrá, si habrá, porque yo salí el Sábado postrero
de Quaresma, y por Abril cayó la Pascua: con eso
viene á ser:::-

Luis. No os detengais,

que ahora no importa el tiempo.

Cosm. Pues si no importa, dexad que yo le gaste: en éfecto, á casarme vine, hablando con el debido respeto, con la Señora Leonor.

Fern. Eso todos lo sabemos.

Cosm. Si Señor; pero yo sé, mas que todos del enredo.

Juan. Proseguid á lo demas.

Cosm. Pues lo demas prosiguiendo, digo que al tiempo que yo me iba á entrar al hymeneo como por mi casa propia, Don Fernando:::-

Fern. Aquesto espero, para lograr de Leonor la mano.

Cosm. Este caballero
que está delante, que no
me dexará mentir, fiero
colérico, y enojado
se llegó á hablarme, diciendo
que Leonor era su dama.

Luis. Qué es esto que escucho, cielos! Qué decis?

Cosm. Que lo que digo
es, ni un punto mas ni ménos.
Enseñóme su retrato,
y dixo mucho de aquello
de favores, de finezas,
de historias y galanteos,
y en efecto, la palabra
(que yo le dí con efecto)
me pidió que habia de irme
sin hacer el casamiento.
Fuíme en fin: aquesta es
la primera parte.

Luis. Es sueño lo que oyendo estoy, honor! Cosm. Prosigo?

Luis. Sí.

Cosm. Pues laus Deo.

Vaya la segunda parte, que es lastimosa en extremo. No ha de quedar en el buche cosita ninguna: vuelvo despues por ciertas razones,

que no importan para el cuento; y quando entendí encontrar emendada á Leonor, veo que está ahora peor que ántes, pues demas de lo que dexo referido, otras cosillas he sabido, que no quiero decirlas, porque delante está, y la tengo respeto. Pues ahora digo yo, Señor Don Luis; fuera bueno que con Leonor me casara? eso no, viven los cielos, y no dexo de casarme de temor, que satisfecho vivo de que quando fuera Leonor mi muger, atento su pundonor, miraria por su honor, y mio á un tiempo, que soy Don Cosme de Lara, de Don Juan de Lara nieto, y de Don Pedro de Lara el legítimo heredero; y como que noble soy, son nobles mis pensamientos.

Luis. Pues por qué, si así pensais, repugnais el casamiento?

Cosm. Porque aunque yo un necio sea, para lo que es mi provecho no lo soy; doy que Leonor, á su decoro atendiendo, procederia qual debe; pero decidme: no es cierto que casada á su disgusto en un continuo tormento viviria? Pues por qué, si yo lo estoy conociendo, he de casarme? Hijo mio, el matrimonio es muy bueno á gusto; pero por fuerza no es matrimonio, es infierno: yo viviria rabiando, ella muriera gimiendo, y de las penas de ambos seriais vos instrumento. Por mi dinero, conmigo la casais, y es grande yerro, que el hombre es el que se casa

con la muger, no el dinero; y ha de ser al gusto suyo su marido, que no al vuestro. De la codicia guiados, usted, y otros majaderos hacen casamientos, que fuera mejor el no hacerlos, siendo las pobres mugeres victimas de' los talegos, pues conmigo no ha de ser, hermano infundido en suegro, que para estar mal casado, mejor me estaré soltero: ved ahora lo que intentais, porque ya empeñado en ello, ántes que casarme, haré me lleven al cementerio. empuñ. Luis. Qué es lo que decis D. Cosme? Cosm. Lo que habeis estado oyendo. Luis. Don Fernando á Leonor ama? Cosm. Si no, que lo digan ellos. Juan. De una vez se pierda todo. Luis. Pues por vos, D. Cosme, veo mi engaño y mi desengaño tan claros á un mismo tiempo: Don Fernando dad la mano á Leonor.

Leon. Válgame el cielo!

Cosm. Mas que se la dé al gran Turco.

Beat. Ya hallan venganza mis zelos.

Luis. Dadsela pues.

Fern. Con la vida

y con el alma la acepto.

Esta, Señora, es mi mano.

Juan. Detened, que es vano intento.

Luis. Qué es esto?

Cosm. Aquellas cosillas,

que yo me dexe en silencio.

Saca D. Luis la espada, y D. Fernando se interpone.

Luis. Vive el cielo:::fuan. Reportaos.
Fern. Teneos Don Luis.
Luis. Vos en medio
os poneis?
Fern. Sí, que á Don Juan
así pago lo que debo.

Luis. Pues qué le debeis?

Entre el honor y el amor, el honor es lo primero.

Fern. La vida.

38

Cosm. Yo testigo, y serlo puedo.

Fern. Y pues que siempre en Leonor solo he notado desprecios, y de Don Juan, obligado

debo confesarme, os ruego que á Leonor le deis.

Luis. Es fuerza

saber si ella quiere.

Leon. Siendo

tu gusto, digo que si. con zalamer.

Juan. Ya soy feliz.

Fern. Y yo os vuelvo

el retrato de Leonor, se le da. y á vos Don Luis os ofrezco

á Beatriz, mi hermana, pues

sé lo anhelais.

Luis. Youos ofrezco

en mí un esclavo.

Beat. Sereis

de mi voluntad el dueño:

paciencia amor!

Colch. De vosotras,

quál me guiere?

Ines. Yo no quiero

á un colchon tan mal mullido,

Blas. Ni yo, porque es tosco y puerco.

Colch. Mejor para mí, que así

me quedo libre.

Cosm.Y con esto,

y con volverme á mi tierra

tan honrado, y tan soltero

como salí, se acredita como testimonio cierto.

Tod. Que entre el honor y el amor,

el honor es lo primero.

#### FIN DE LA COMEDIA.

En la Librería de Cerro, calle de Cedaceros, y en su Puesto, calle de Alcalá, se hallará ésta con la Coleccion de las nuevas, á dos reales sueltas; en tomos enquadernados en pasta á veinte reales cada uno; en pergamino á diez y seis, y á la rústica á quince, y por docenas con la mayor equidad.

## DONDE ESTA SE HALLARAN LAS PIEZAS siguientes.

Las Víctimas del Amor.
Federicó II. tres partes.
Las tres partes de Carlos XII.
La Jacoba.
El Pueblo felíz.
La hidalguía de una Inglesa.
La Cecilia, primera y segunda parte.
El Triunfo de Tomiris.

Gustabo Adolfo, Rey de Suecia.

La Industriosa Madrileña.

El Calderero de San German.

Carlos V. sobre Dura.

De dos enemigos hace el amor dos amigos.

El premio de la Humanidad.

El Hombre convencido á la razon.

Hernan Cortés en Tabasco.

La toma de Milan.

La Justina.

Acaso, astucia y valor.

Aragon restaurado.

La Camila.

La virtud premiada.

El Severo Dictador.

La fiel Pastorcita y Tirano del Castillo.

Troya abrasada.

El Toledano Moises.

El Amor perseguido.

El natural Vizcayno.

Caprichos de amor y zelos.

El mas Heróico Español.

Luis XIV. el Grande.

Jerusalen conquistada.

Defensa de Barcelona.

Orestes en Sciro: Tragedia.

La desgraciada hermosura: Tragedia. El Alba y el Sol.

De un acaso nacen muchos.

El Abuelo y la Nieta.

El Tirano de Lombardía.

Cómo ha de ser la amistad.

La buena Esposa, en un acto.

El Feliz encuentro.

La Viuda generosa.

Munuza: Tragedia

La Buena Madrastra.

El Buen Hijo.

Siempre triunfa la inocencia.

Alexandro en Scútaro.

Christobal Colon.

La Judit Castellana.

La razon todo lo vence.

El Buen Labrador.

El Fenix de los criados.

El Inocente usurpador.

Doña María Pacheco: Tragedia.

Buen amante y buen amigo.

Acmet el Magnánimo.

El Zeloso Don Lesmes.

La Esclava del Negro Ponto. Olimpia y Nicandro.

El Embustero engañado.

El Naufragio feliz.

El Atolondrado.

El Jóven Pedro de Guzman.

Marco Antonio y Cleopatra.

La Buena Criada.

Doña Berenguela.

Para averiguar verdades el tiempo el mejor testigo.

El Temisto.

La Constancia Española.

María Teresa de Austria en Landaw.

40 Soliman Segundo.

La Escocesa en Lambrun.

Perico el de los Palotes.

Medea Cruel.

El Idomeneo.

El Matrimonio por razon de estado.

Doña Ines de Castro: Diálogo.

El Tirano de Ormuz.

El Casado avergonzado.

El Poeta escribiendo.

Ariadna abandonada.

Tener zelos de sí mismo.

El Bueno y el Mal Amigo.

A España dieron blason las Asturias y Leon, ó Triunfos de D. Pelayo.

Dido Abandonada.

Siquis y Cupido.

El Ardid Militar.

Los Amantes de Teruel, para tres personas.

El Triunfo del amor.

La Toma de Breslau.

El Pigmaleon, Tragedia.

La Moscovita sensible.

La Isabela.

Los Esclavos felices.

Los Hijos de Nadasti, en tres actos,

La Nina: Opera joco-seria, en tres actos.

El Montañes sabe bien donde el zapato le aprieta. De Figuron, en tres actos.

El Hombre Singular, ó Isabel primera de Rusia, en dos actos.

Anfriso y Belarda, ó el Amor sencillo, en un acto.

La Atenea, en un acto.

El Esplin, en un acto.

La Faustina.

El Misantropo.

La Fama, es la mejor Dama.

Pedro el Grande, Czar de Moscovia, en tres actos.

Entre el honor y el amor, el honor es lo primero. De Figuron, en tres actos